

## THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA LIBRARY



THE
BORRAS COLLECTION
FOR THE STUDY OF
SPANISH DRAMA

ACQUIRED THROUGH GIFT FROM THE CLASS OF 1923





This book must not be taken from the Library building. Digitized by the Internet Archive in 2023 with funding from University of North Carolina at Chapel Hill 201

UNTA DELEGADA DEI. ESORO ARTISTICO

bros depositados en la Biblioteca Nacional

Procedencia

N.º de la procedencia

# MA EN TRES ACTOS

INTITULADO

BUEN HIJO,

A TERESA DE AUSTRIA:

PUR YUN LUCIANO FRANCISCO COMELLA.

## SEGUNDA EDICION.

## PERSONAS.

Maria Teresa, Reyna de Ungria ...... La Señora Maria del Rosario. Pablo Wolf, labrador anciano, padre de... El Señor Vicente Garcia. Manuel Wolf, Soldado del Regimiento de Strasburgo, marido de...... El Señor Joseph Huerta. Luisa..... La Sefiora Josepha Luna. Carlos Furnes, Cabo del Regimiento de Strasburgo, hombre de humor, y amigo de Manuel. El Señor Antonio Robles. Esteban Laufeld, bacendado, malévolo, voluptuoso y codicioso ...... El Señor Tomas Ramos. El Conde de Neuperg, General..... El Señor Francisco Ramos. Alexa, vecina de Luisa...... La Señora Manuela Monteis. El Marques de Asfeid..... El Sefior Joseph Cortes. El Duque de Roswik ...... El Señor Francisco Garcilaso. Aldeana primera...... La Señora Maria Concha. Addeana segunda...... La Señora Antonia Orczco. Un Ayudante...... El Sefior Vicente Camas. Un Alferez decrépito...... El Señor Juan Antolin.

Un Sargento...... El Señor Ignacio Hernandez. La escena es en una Aldea inmediata á Agra.

Una Dama..... La Schora Victoria Ferrer.

## ACTO PRIMERO.

Casa pobre con entrada grande por el foro, y reja á un lado; en el segundo término habrá una silla antigua de brazos, y junto á ella un arcon con ropa que estará registrando Luisa.

ada hay. Todo es infeliz, todo. Si aliviar pudiera la desdicha de mi suegro

Soldados &c....

con la sangre de mis venas, sin la menor repugnancia me desprenderia de ella;

pe.

pero quiere mi destino que alivio darle no pueda, y que todos mis arbitrios se queden solo en ideas: en qué situacion tan triste hoy nuestra casa se encuentra! Mi esposo, con los guerreros que la Alemania en defensa de su Augusta Soberana ha armado, se halla en Silesia llorando nuestro infortunio mucho mas que nuestra ausencia: mi suegro, con las penurias que los años acarrean. gime al ver que le abandona el vigor , y que sus fuerzas. débiles para el trabajo, no hacen producir la tierra: yo me veo perseguida de un rico que nos arrienda una corta tierra, el qual a costa de mi modestia quiere cobrar el atraso de tres afios .... Mas quién llega! Mi suegro es. Sefior? Sefior? Se dexa ver Pablo Wolf llorando, y

sin poder andar.
Qué es esto, padre, que apenas
teneis para sosteneros
la precisa resistencia?
Descansad en mí, venid.

Le lleva á la silla. sentaos: vuestra tristeza y vuestro decaimiento me dan evidentes señas de que todos se han mostrado sordos á vuestras querellas. Pabl. Sí, hija mia, la piedad ha abandonado la tierra. cansada de ver que el hombre no se cuida de exercerla: es preciso ir á gemir de la carcel las miserias: el término que me han dado para que pague la deuda de veinte y quatro florines espira así que amanezca. Buen Dios, ya que me cargais

de trabajos y de penas, dadme para tolerarlas. al menos, mas fortaleza. No puedo mas: bien conozco que son mis culpas inmensas, y que en parte satisfago con ellas de esta manera. Pero, Sefior, si me faltan para tolerar las fuerzas, qué debo hacer? Luisa, Consolaos. y oponed á las miserias que os afligen la constancia que en vuestro corazon reyna. Pabl. Si mi hijo estuviese en casa esto no me sucediera: él nos mantenia; pero le llevaron á la guerra, y fue preciso acudir de nuestra Reyna en defensa contra la turba ambiciosa de Potencias estrangeras que pretenden la Alemania invadir; si bien supieran las ambiciones los daños que al infeliz acarrean, contentas con lo que tienen era fuerza que estuvieran! Luisa. Pero de vuestra desgracia no ha habido uno que se duela? Pabl. Si ; el Cura me dio un florin. y otro el Bailio, y con esta cantidad la vil codicia no se ha de saciar de Esteban. Ha quedado alguna ropa en casa que vender puedas? Luisa. Ya lo he mirado; mas toda es, como nuestra miseria. deplorable. Pabl. Luisa mia. si tú á hablar á ese hombre fueras, puede ser que con tus ruegos ablandaras su dureza. Luisa. Mandadme que yo por vos presente el pecho á la flecha; mandadme que yo me exponga á las mas voraces fieras:

y en fin , que pierda la vida.

que lo haré sin resistencia; pero á hablar á ese inhumano no habrá cosa que me venza.

no habrá cosa que me venza.

Pabl. Mira, Luisa, que es preciso
deponer vanas ideas:
los ultrages que le has hecho
apuraron su paciencia,
y por ellos á un padre
ves en la suma indigencia.

Luisa. Siento que culpeis, oh padre!
que con pundonor proceda:
creed que ese hombre merece
que mi pecho le aborrezca,
y si dexara de hacerlo
vos mismo lo reprehendierais.

Pabl. Qué dices! El vil, acaso quiere insultar tu modestia?

Qué pérfido! á Dios Luisa,

Se levanta con furor mantén tu virtud ilesa, que si á costa de tu honor la libertad se me niega, voy á morir en la carcel porque guardes tu pureza. Luira. Esperad.

Pabl. Todo es en vano:
quiero que el iniquo sepa
que si juzga que el rigor
ha de proteger su idea,
de su rigor mi constancia
el vil esfuerzo desprecia.

Luisa. Ved, padre...

Pabl. Déxame, Luisa.

Luisa. Que el cielo...

Pabl. No me detengas.

Luisa. Puede dar algun consuelo

Pabl. Hace dias que no escucha de este infeliz las querellas: y así...

Sale Alexa apresurada por la puerta del foro.

Alexa. Pablo Wolf, oid,
que os traigo una buena nueva.

Pabl. Buena nueva, ah! para mí
no puede haberlas, Alexa.

Al. Pues yo os traigo una. Vuestro hijo

os envia estas monedas

con mi marido, que acaba de llegar de la Silesia de conducir los cafiones y balas que envió la Reyna

y balas que envió la Reyna.

Pabl. Ay hijo mio! ay Manuel!
á quanto tu virtud llega!
Por socorrer á su padre
y á su amada compañera,
del triste pré de Soldado
estos socorros grangea.
Qué exceso de amor filial!
Oh quién pagarle pudiera!

Luisa. Y qué te dixo mi esposo para entrambos?

Alexa. Que en Silesia corrian voces de que el cuerpo de Strasburgo iba á Viena, ó á Praga, con otros varios, para cortar las ideas del Francés y del Prusiano que sus asedios proyectan.

Pabl. Oh, si por aquí pasase!
mas de nada me sirviera:
es un infeliz Soldado,
y quanto ahorra lo emplea
en socorrer á su padre
y espesa.

Alexa. Si yo tuviera medios con que remediar vuestra desgracia funesta, no tendriais precision de apelar á su pobreza, que vo bastaria; pero sabeis bien que de la Aldes somos de los infelices que del sudor se alimentan de su trabajo; con todo, porque mi bondad se vea. para contribuir en parte al pago de vuestra deuda, medio florin he pedido á cuenta de la tarea del hilado; el qual consigno para aliviar vuestra pena.

Luisa. Ay Alexa, entre mis brazos recibe la recompensa.

Pabl. Si los ricos emplearan lo sobrante á sus riquezas en socorrer la virtud,
tan ultrajada no fuera,
y no lograría el vicio
tanta parte de sus rentas!
Toma, Alexa, que de nada
me puede servir tu oferta,
pues la villana codicia
de Esteban no se contenta
si en la sangre de los pobres
vorazmente no se ceba.

'Alex. No hay un corazon mas vil,
ni mas pérfido en la Aldea:
sé su codicia, su infamia,
y aunque tiene tanta hacienda,
por un sueldo sé que es hombre
que hará la mayor baxeza.

Luisa. Aún no sabes á qué extremo sus malignidades llegan.

Pabl. Calla, que á lo lejos oigo que ruido de caxas suena.

Luisa. Con efecto.

Pabl. Si Manuel vendrá por ventura en esta tropa?

Luisa. Padre, es imposible, porque el marido de Alexa ahora acaba de llegar, v se le dexó en Silesia.

Alex. Eso no es causa bastante, porque ha dado una gran vuelta para venir, con motivo de haber pasado á Bohemia á llevar heno y forrage para los caballos.

Pabl. Ya entran por las calles, also romas de la calles, also romas de la calles, also romas de la calles de

Luisa. A ver vamos

si nos dan algunas nuevas.

Van atravesando las Tropas por el
foro con sus Oficiales. A su tiempo
pasa Manuel.

Pabl. Del uniforme que tiene su Regimiento te acuerdas?

Luisa. Discurro que es encarnado.

Pabl. Al pasar tengamos cuenta.

Oyes, el color que dices este Regimiento lleva.

Luisa. Con efecto.

pero es aquel?
Luita. Aquel es.
Pabl. Yo voy hablarle; aqui espera.
Pabl. y. Luisa. Manuel? Manuel?
Queriendo introducirse en las filas.
Man. Vista amable!
Ofic. Buen anciano, aldeana bella,
deteneos y si acaso.

no permite que le veas

deteneos, y si acaso
el Soldado os interesa,
luego le podeis hablar,
que aquí á hacer noche se queda.

Pabl. Se queda á hacer noche, lo oyes?
Yo voy siguiendo sus huellas:
yo le traeré. Buen Dios
alentad mi fortaleza. Vas.

Luisa. Yo le sigo.

Alex. Déxalo,

porque no formen siniestra

idea los que te miren

entre la tropa revuelta.

Luisa. Ah! que el amor conyugal
otro sobrescrito lleva
que el libertino: este quiere
encubrir su desvergüenza
con el disimulo, y esto
del otro lo diferencia;
porque el otro revestido
de candidez se presenta,
y en la misma candidez
su honestidad manifiesta;
con que nada temo.

Alex. Pero siempre es mejor que le veas en tu casa.

Luisa. El mismo amorono a constante especarle no me dexa.

Alex. Sin embargo es necesario sujetarle con las riendas de la razon: en lugar de desfogar tu terneza con tu esposo, no es mejor que practiques diligencias para evitar el dolor que mañana es fuerza tenga al ver su padre en la carcel aprisionado por deudas?

Luisa. Qué debo hacer? Alex. Ir á dar á Esteban unas monedas á cuenta, y de tu buen padre suplicarle que se duela. Luisa. Y quieres que yo me exponga? Alex. Bien conozco su dureza. Luisa. Pero no su vil perfidia. Alex. En suplicarle, qué arriesgas? Luisa. Mas de lo que tú discurres. Alex. Esas son vanas quimeras. Quieres que vo te acompañe? Ven conmigo. .. Por la ecera de enfrente juzgo que pasa: yo le llamo. Luisa. No hagas tal, déxale. Alex. Venid, Esteban, que Luisa os llama. Sale Alexa á llamar á Esteban Lanfeld; quien entrará. Luisa. Qué has hecho? Alex. Suplicarle, nada temas. Esteb. Vamos, y qué quiere Luisa? Habla. Qué no me contestas? Quita ese lienzo del rostro. A qué viene esa vergüenza? Luisa. Señor ... yo ... si ... Esteb. Qué te turba? Luisa. Me turban vuestras ideas. Para hacer un sacrificio omista v á la virtud tendreis fuerzas? Est. Qué mas quieres? no he esperado que tres años se vencieran? Luisa. Es asi. Pero tened piedad de nuestra miseria. Esteb. Yo la tendié; pero dime, qual será la recompensa? nesp sh tus desprecios ? lui nas lanteraq Alex. Pues que te ama? IV By ong Luisa. Y con ideas siniestras. Alex. Hombre pérfido, villano, con que sois de la caterva que se valen del soborno para insultar la modestia, alla esta y quando no lo consiguen en venganza la atropellan?

Idos de aquí, y contemplad

que haré que el Lugar lo sepa, para que grandes y chicos al veros os escarnezcan. Esteb. Los delitos de los ricos, aunque mas enormes sean, para los ojos del mundo A distall merecen siempre indulgencia. Alex. Pero dexando esto aparte; para qué quereis, Esteban. hacer á estos infelices víctimas de la miseria? Esteb. Pido algo que no sea mio? Luisa. Sin embargo vos debierais. Alex. Mirad que es muy viejo Pablo. Esteb. Que dexe de ser soberbia su hija: jamas la he hablado sin que la espalda me vuelva. Luisa. Me hablarais como es debido. y entonces yo os respondiera. Esteb. Sabeis lo que es? que yo gasto comunmente chanzonetas. y discurre que ... Salen por el foro el Cabo Carlos Furnés con unos Soldados. Carl. Patrona, Maliasm ites bereu tome usted esta voleta sue i sup para mí, y diezocamaradas, A .... que aunque la casa es pequeña, si nos reciben con paz nos sobra la mitad de ella; porque yo soy un Soldado, que aunque me quieran de guerra las patronas, beginradois off alla con las tales paz perpetua: y asi quando entro en su casa me encaro al punto con ellas, y la que ponerme suele la cara mas indigesta sorbam col es aquella que mas viora la sted quando mi marcha selacerca: 21 sobre que á todas las templo lo mismo que una vihuela. Séria está usted ? mejor; chicos, dexemos las escopetas obiroup tiel y las mochilas. Patrona, oinogras? supongo habra camas buenas? No las hay? Me alegro mucho, ya nos conoce la tierra. viov stala ? Sois

Sois el patron? Esteb. No por cierto.

Carl. Lo he celebrado de veras, porque usted tiene una cara que no anuncia cosa buena.

Esteb. A Dios.

Luisa. Me dexais así? Ni esperanza mala ó buena me dais?

Esteb. Y me das tú alguna?

Luisa. Ah Señor!

Esteb. Quieres que vuelva? Luisa. Volved, si; pero mirad de ablandar vuestra dureza.

Esteb. Lo que yo quiero es cobrar y verificar mi idea, que al amor no doy tributos

si ha de pagarlo mi hacienda. Vas. Alex. Ves como de otro semblante

contigo se manifiesta?

Luis. Sin embargo... Mas mi padre, ni Manuel no dan la vuelta: por qué tardarán?

Carl. Sefiora

usted está macilenta. qué tiene usted?

Alex. A un Soldado que ha llegado ver desea.

Carl. Es su novia?

Alex. Es su muger.

Carl. Que sea muy en hora buena. Yen qué Regimiento está?

Alex. En Strasburgo.

Carl. Quisiera

saber quien es.

Alex, Manuel Wolf. Carl. Mi amigo? ah! si bien supierais los medios que él ha adoptado para aliviar vuestra pena? Es muy virtuoso; lo que tengo de mala cabeza yo, tiene él de juicioso: todo el cuerpo le respeta:

han querido hacerle Cabo. Sargento, y quanto quisiera seria; pero él ha dicho que en acabando la guerra

quiere volver á su casa,

y emplear todas sus fuerzas en mantener su familia: es mozo de todas prendas. Pero usted está sintiendo que aquí á alojarse no venga, pues vo se le traeré aqui. Chicos tomemos la vuelta. v dexemos en su casa á Manuel, para que tenga con su muger y su padre noche de carnestolendas. Vanse.

Luisa. Ojalá que con Manuel vava á trocar la voleta.

Alex. A ese fin corre en su busca. Pero siento que no pueda acompafiarte otro rato, porque la noche está cerca. y mi marido querrá que le dé pronto la cena, y mahana muy temptano daré por aquí una vuelta; y creed que por vosotros haré todo quanto pueda.

Vase.

Luisa, Todavia la virtud no desamparó la tierra; aun vive entre los humanos, v en los humildes encuentra amoroso acogimiento: oh! digánlo las finezas que le debo á la amistad v tierno afecto de Alexa. Pero mi esposo no viene, y el corazon no sosiega. Voy á ver desde la calle... Si no me engañan las señas alli los veo abrazados siendo objeto de terneza de quantos ven del amor paternal tan dulce escena: pero va vienen. Esposo. corre, ven, no te detengas. Salen Pablo y Manuel.

Pabl. Vaya, abraza á tu muger, que es digna de que la quieras: es virtuosa, es aplicada, y la quiero, aunque es mi nuera.

tanto como á tí. Luisa. No sabes

como hemos tenido nuevas hoy de tí por el marido de nuestra vecina Alexa? Man. Habeis, padre, recibido aquellas pocas monedas que os envié para socorro de vuestra mucha pobreza? Pabl. Si, hijo mio, y tu bondad hasta lo sumo te eleva. Luisa. Vendras á dormir á casa ? Man. No: de ninguna manera. Luisa. Por qué? Man. Porque como el cuerpo de tropas que viene llega á ocho mil hombres, no caben en las casas de la Aldea; y los demas en la plaza y en otras partes diversas nos han colocado.

Luisa. Es que uno quiere trocar la voleta contigo.

Man. Cómo se llama? Luisa. Solo sé que dixo que era tu amigo, y para ese efecto te iba à buscar por la Aldea. Man. Será el Cabo Carlos Furnés.

Luisa. No puedo darte mas señas sino de que es muy jovial, y gasta mil chanzonetas.

Man. Carlos es. Una vez que él trocar quiere la voleta, del placer disfrutaremos que tan dulce union presenta.

Pabl. Del placer? Para tu padre tarde ese consuelo llega, murieron mis alegrias: Antes que la aurora venga verás á tu triste padre en una prision funesta.

Man. Cómo! Qué decis? Prision! Pabl. Si, Manuel mio, por deudas: por veinte y quatro florines me manda prender Esteban.

Man. Y qué no hay ningun remedio? Pahl. Todos apurados quedan.

Traes contigo algo? Man. Nada.

Pabl. Pues tan solo en mi pobreza he juntado tres florines: y estoy en la inteligencia de que Esteban no querrá sino la suma completa.

Man. Santo Dios! Quando pensaba descansar de las tareas y fatigas de la marcha. despues de tan larga ausencia, este riguroso lance la fortuna me reserva! Av padre! Cómo podria excusaros esta afrenta? Quereis que por ocho años vuelva á engancharme?

Luisa. Eso fuera con un pasagero alivio prolongar nuestra miseria: pues quando de tí esperamos que lograda la licencia. de nuestra pobre familia el único apoyo seas, del lado de esposa y padre para siempre te destierras?

Man. Tienes razon. Si el Sargento á cuenta del pré me diera... Qué necedad! A un Soldado qué puede dársele á cuenta? Pabl. Con que no tienes arbitrios? Man. Ninguno, padre.

Pabl. Paciencia. Man. Pero debe consentir

un buen hijo que se vea su padre en tanta amargura? Aparece Esteban en la puerte del foro.

Esteb. A solas hablar quisiera á Luisa... Pero en la estancia suena gente, y á las señas que la escasa luz permite, me parece que se encuentra un Soldado con su padre. Oiré desde la reja lo que tratan.

Man. Ya hallé medio. Luisa, por una luz entra. Vas. Luis. Publ. Qué discurres ?

Men. Esperad,

padre que cierre la puerta. Esteb. padre dixo! Ya me importa ap. escuchar con mas cautela, porque si soy descubierto tal vez mi vida se arriesga. Man. Pues senor, tendreis valor? ... Pabl. Para qué; qué es loque intentas? Man. De mi compania misma esta noche se deserta un Soldado: la hora, el sitio, todo lo sé. Irse piensa á las tropas enemigas. Si delatarle quisierais.... Si fuerais à hablar al Xefe... Verificada la prueba del proyectado delito, os dieran por recompensa los veinte y quatro florines que debeis, me tra hal mat

Pabl. Nunca creyera
que sentimientos tan baxos,
que tan infames ideas
en tí cupiesen. Acaso
importa mas que padezca
yo en una prision obscura
que no que la vida pierda
ese infeliz?

M.n. No la pierde;

porque nuestra Augusta Reyna,
movida de su piedad,
ha moderado la pena,
y en vez de la capital
ha ordenado que padezcan
lo que el arbitrio dispone
de su Consejo de guerra.

Pabl. Si eso es cierto, por qué causa el reo no manifiestas?

Man. Porque sobre mi no caiga la nota; pues aunque aprueba el cuerpo la delación, el delator siempre queda entre nosotros mal visto, y nadie con él alterna en el político trato.

Pabl. Con que lo que rú no hicieras

"pretendes que yo execute?

Mun. No penetrais mis ideas.

Padre, fiad en mí, hacedlo,

hacedlo, que os interesa.

Pabl. Pero quieres...

Man. No gastemos
el tiempo en vanas quimeras:
el tiempo corre, da noche
el negro manto despliega,
y mi obligacion me llama.
Despues de las diez deserta
el Soldado, y el camino
de Agra es el rumbo que lleva;
su Capitan es Winson,
para vuestra inteligencia.
Le delatareis? hablad.

Publo despues de suspirar dice:

Pabl. Quánto puede la miseria!

Man. Decis que sí; pues á Dios.
El Cielo me favorezca. Vas
Esteb. Vey á anticiparme á Pablo,
y logro de esta manera
interesarme en el premio,

y corrarle sus ideas. Pabl. En vano seguirle intento, que es tanta su ligereza, que por no caer en falta pide al ayre su asistencia. Válgame Dios! Qué latidos me dá el corazon! Qué ideas tan funestas el discurso. ay triste! me representa! Un temor, un pasmo, un susto. de mi pecho se apodera, que parece que á acabarse va mi caduca existencia. El consejo de Manuel algun gran misterio encierra: en su virud no cabian producciones tan perversas. Yo no sé qué debo hacer en tan confusas ideas. Si habrá creido que vo delataré al que deserta? Si lo cree, desconoce de su padre la nobleza, desconoce su bondad, su probidad y clemencia; pero él depues de la lista. vendrá á casal, si es que trueca la voleta, y tendré tiempo

de tratar de esta materia y de acordarle el honor que en mi corazon se hospeda. Sale Luisa.

Luisa. Venid, que ya hay luz adentro.

Pero y Manuel?

Pabl. La asistencia

á sus deberes le ha hecho que me dexe á toda priesa.

Luisa. Y volverá?

Pabl. Yo discurro
que trocará la voleta,
y que en nuestra compañía
pasará la noche entera.

Luisa. Y habeis encontrado arbitrios

para salir de la deuda?

Pabl. En la Carcel á tu padre verás antes que amanezca. Vas. Luis. Buen Dios! disipad, borrad de nuestra casa las negras sombras con que el pesar cubre del todo la faz serena del placer; basta de males, basta ya, Señor, de penas; que para sufrir sus tiros falta al alma resistencia.

Placa grande del Pueblo con soportales al rededor naturales, debaxo de los quales tendrán las armas y las mochilarlos Soldados. En medio estará la Casa de Ayuntamiento, y en ella la Carcel con Guardia, Banderas, Caxas, &c. En todo el distrito de la escena habrá repartidos Soldados. Carlos y Manuel hablarán. El Conle de Neuperg estará con el Ayudante, y despues atraviesan los Tambores tocanlo lamada, y todos se irán formando. El Teatro

estará medio obscuro.

Man. Te cansas, Carlos, en vano, yo no he de admitir tu oferta.

Carl. Soy tu amigo, y quiero hacerte este obsequio; la voleta hemos de trocar, de no, á hablarme en tu vida vuelvas.

Man. Pero si me han destinado en la Plaza... Mas ya suenan las Caxas, ven á formarte, que á pasar la lista empiezan. Se forman.

Neup. Despues de pasar la lista (al darán al cansancio treguas, (Ayud. que hemos de salir del Pueblo apenas el dia venga.

Ayud. Está muy bien. Pasen lista antes que mas tarde sea. Sale Esteban.

Esteb. Quál de aquestos será el Gefe? sin duda el que se pasea:

sois el Gefe?
Neup. Oué quereis?

Esteb. Tengo que hablar á Vuecencia á solas!

Neup. Venid á un lado.

Esteb. Bien se logran mis ideas. se Sarg. Carlos. (retiran.

Carl. Furnes. Sarg. Manuel.

Man. Wolf. Sarg. Henrique.

Uno. Smit. Sarg. Lucas. The Comments of the Co

Otro. Berta.

Neup. Me engañais?

Esteb. Lo que os refiero lo remitirê á la prueba.

Neup. Y quién es su Capitan? Esteb. Winson.

Neup. A qué hora deserta?

Esteb. A las diez.

Neup. Y donde va? Esteb. Acia Agra.

Neup. Como cierta salga vuestra delacion venid por la recompensa de veinte y quatro florines, que es lo que pasa la Reyna.

Esteb. Está bien.

Neup. Que hombre tan vil! Esteb. Parece que desaprueba

la accion; pero no me importa como salga con mi idea. Vase.

Neup. Que me vea por mi empleo en precisiones como estas!

Ayud. No hay novedad. Nadie falta.

Hace el Ayudante la señal, tocan los redobles de la Oracion, y se quitan los sombreros.

Neup. Pues hasta la Aurora duerman.
Oid, que tengo que daros
ahora una orden secreta. (Vanse à
Carl. Ven conmigo. (un lado.

Man. No lo esperes, porque no tengo licencia

de separarme de aquí.

Carl. Yo haré que en ello consienta
el Capitan; y supuesto
que la ocasion se presenta
para que pases la noche
entre los tuyos, no quieras
quitarme el gusto de hacerte,

aunque corta, esta fineza.

Man. Te cansas en vano.

Ayud. Furnes? Carl. Sefior?

Ayud. Al punto prevenga seis hombres, para ir á donde hace falta su asistencia.

Man. Ya me dexó; Dios me asista, pues mi corazon penetra. Se retira con disimulo. Salen Maria

Teresa con el Duque de Roswik, y el Marques de Asfeld.

Reyn. Ya parece que las Tropas llegaron, Rowsik, y es fuerza en la situacion que me hallo de amor y benevolencia, para conciliar su agrado, darles pruebas manifiestas.

Rosav. Pero es posible, Señora, que vengais de esa manera registrando quanto cuerpo militar para la guerta se prepara, sin que un rato le deis al cansancio treguas?

Reyn. Siempre de la buena dicha fue madre la diligencia. Roswik, Asfeld, no admireis mis continuadas tareas; esposa soy de un Soldado mas que de un Rey, pues apenas puedo merecer tal nombre, quando no sési me queda

de tan extensos dominios la propiedad de una Aldea. Asfeld. Pero vuestra comitiva? Reyn. Primero que entre, quisiera estar con Neuperg; á fin de que aposentarme pueda sin ruido, y el Archiduque mi hijo, cuya edad tierna es temible, se acomode con alguna conveniencia. aunque no pueda ser toda la que mis ansias desean; pues mi imprevista llegada las circunstancias estrechan; y asi, Rosiwk, á Neuperg buscarás con diligencia en secreto; de tal modo que mi venida no entienda hasta verme.

Rosw. Gran Señora, respondo con mi obediencia. Vas.

Reyn. Todos duermen. Infelices! Su lecho es la dura tierra. Quánto importa que los Reyes las penalidades vean precion del Soldado, pues testigos del afan que sobrellevan, justamente se estimulan á premiarlos con largueza, si hay premio que á sus fatigar sea justa recompensa. Oh, quándo de la ambicion la tirania soberbia escuchará los clamores de la humanidad, y atenta á sus expresivas voces, recogiendo las banderas que el fiero Marte tremola, abrirá á la paz las puertas, para que en quietud gustosa los hombres descanso tengan, sin comprar con sus fatigas su deleznable grandeza! Salen Neuperg , y Rosvvik.

Rosw. Este es el sitio en el qual la Dama está que os espera. Neup. Señora, qué me mandais? Reyn. Que reconozcas tu Reyna.

Neup.

Neup. Ola?

Reyn. Calla, no prosigas,
pues he venido encubierta
por no alterar su quietud
con ceremonías molestas,
que siempre á las almas grandes
cansan mas que lisonjean.

Neup. Pero vuestra Magestad no me avisára siquiera para prevenir...

Reyn. Neuperg,
nunca Maria Teresa
echa de menos regalos
con lo preciso contenta:
lo que importa es que á Joseph
mi hijo descanso prevengan,
para lo qual á tu casa
llévanos sin etiqueta.

Neup. A lo menos, una guardia

Reyn. La mejor centinela
de la vida de los Reyes
y fianza de su diadema
es el amor del vasallo;
logre yo esta preeminencia,
como hasta aquí la he logrado,
y no quiero mas defensa.
Guía, y tú despues dispon
que mi comitiva venga.
Vena No en valda toda Alonaria

Neup. No en valde toda Alemania llama Madre á esta gran Reyna. V. Selva. Sale Carlos Furnes con seis Soldados armados.

Carl. Este es el camino de Agra segun nos dieron las señas. Retirémonos á un lado para ver si se comprueba la noticia de que un hombre se pasa esta noche mesma al contrario. Pobre diablo! si le cojo la hizo buena; no le costará su exceso nada mas que seis carreras de baquetas, y estar preso quatro meses. La proeza merecia mas castigo, pero Maria Teresa nuestra Reyna ha conmutado

en esto la ley severa
que antes habia. El Soldado
que de esta Señora dexa
el servicio, á mi entender,
no merecia indulgencia;
yo le ahorcara, pero á nadie
se ve, y son las diez y media:
si es falso, al acusador
le haria echar á galeras.
Este ha sido un buen descanso
despues de andar ocho leguas.
Si Manuel Wolf habrá ido
á su casa? Ruido suena,
vamos á ver quien le causa:
silencio, y seguid mis huellas.
lle por el lado opuesto Man. Wolf

Sale por el lado opuesto Man. Wolf.
Man. Sin haber sido notado
logré salir de la Aldea;
pero hasta ahora no he visto
que nadie tras de mí venga.
Mi padre no fue á dar parte:
se retrató de la oferta.
Valgame Dios! Cómo es dable
que las pesadas cadenas
de una prision, en su edad,
sin morir, tolerar pueda?
Pero bultos veo; para
asegurar mis ideas
me quitaré la casaca.

Carl. Acia alli el vestido dexa; cierta es la notícia. Amigos, lleguemos con gran cautela. Daos á prision.

Man. Ay padre!

Ya redimí tu funesta
desgracia; ya de un buen hijo
he cumplido con la deuda.
Carl. Decid quien sois.
Man. Eres Carlos?
Carl. Eres Manuel? Dura pena!
Dónde ibas?
Man. Déxame, amigo,
y atame.

Carl. Por qué desertas?

Man. Atame, y con tus preguntas
á importunarme no vuelvas.

Carl. Yo atarte, siendo tu amigo?

Ah! este pago en recompensa

2

me das? Esto reservabas á mis desgracias adversas? Amigos, si á compasion os maeven mis tristes penas, ocultemos de Manuel á los Gefes la flaqueza. Nadie lo sabe; diremos que fue la noticia incierta. Manuel-á-la Compañía se volverá con cautela, y á la piedad y al amor tributemos esta ofrenda; Hacedlo, queridos mios, por estas lágrimas tiernas que derramo; y si no bastan, vuestros pechos se enternezcan al considerar que expuestos estais á tales flaquezas, y que en tal caso estimarais que por vosotros lo hicieran. Man. Atadme y llevadme al punto á la carcel de la Aldea, v de Carlos no creais las persuasiones molestas. Carl. Qué dices? Man. Con que tú-quieres, 1 112 que te exponga á que padezcas por mí? Cumple como debes, y esas quimeras desecha. Carl. Pero yo entregarte? Man. Tue and berbieben ein !! Carl. Oh leyes de la obediencia! Man. Si no me lleváran preso mi padre no redimiera: vamos digo. Carl. Manuel mio, yo no me siento con fuerzas. Man. Tú que alentarme debias, desmayas mi fortaleza?1.1

La Reyna te dio el empleo para que con el cumplièras,

si de hombre de bien te precias. Vamos digo. Carl. Almigor mio. ... Man. L'évame , no te detengas. Carl. Si hay mas males que sufrir, unidos contra mi vengan.

cumple con él como debes

Man. Si hay mas que hacer por un pavo lo haré sin resistencia. (dre

#### ACTO SEGUNDO.

Salon corto. Aparece la Reyna con Roswik despachando, para lo qual habrá una mesa con papeles, escribania &c. y una luz.

Rosev. Si haceis tantos beneficios

hoy. Señora, a vuestros pueblos, mafiana os vereis privada de hacerles otros de nuevo. Revn. En caso que yo me vea privada de este consuelo, os aseguro que al punto haré renuncia del Reyno; porque you, silla diadema de mis mayores deseo, es por gozar de la dicha de ser Madre del Imperio. Vamos á ver las sentencias de los infélices reos, que para su aprobación me envian mis Consejeros.

Rosw. A Francisco de Strasburg. viene una muger pidiendo cierta suma que le debe, v consta del instrumento · de un recibo; mas se excusa el deudor con el pretexto de que en el recibo dice que ha de pagar el dinero quando tenga voluntad: ha pasado mucho tiempo. y nunca se' verifica el debido cumplimiento. Reyn. La malicia del deudor

el recibo está diciendo; v así escribe : que vo mándo que el tal Francisco esté preso hasta tener voluntad de cumplir el pagamento. Rosav. Ingeniosa is la sentencia. Reyn. Quién es pros ésporto reo?

Restv. Uno que medio florin ha robaso &s on incendio.

Reyn. Qué le imponen? Rosw. Que en la carcel esté quatro meses preso.

esté quatro meses preso.

Reyn. Escribe abí: que yo mando que le ahorquen al momento, pues un hombre que se vale para saciar sus descos de la confusion que causan semejantes contratiempos, sin respetar las desgracias de sus hermanos, que al fuego pierden todas sus haciendas, sus vidas y sus efectos, no es digno de compasion; pues quebranta con tal hecho indignamente atrevido divinos y humanos fueros.

Y esotra?

Roszv. Esta, Gran Señora,
es la causa de un Hebreo,
á quien por varias usuras
y monopolios que ha hecho
le han confiscado los bienes
y condenado á un encierro.

Reyn. Los bienes son para el fisco?

Reyn. Los bienes son para el fisco?

Row. Si Señora.

Reyn. Aunque contemplo
que la ley que ha quebrantado
la satisface con esto,
dexa impunes los perjuicios
que ha causado á todo el pueblo.

Ros. Quése ha de hacer con sus bienes?

Ryn. Ya lo sabreia con el tiempo.
Rosw. Rubricad las decisiones.
Reyn. Quiera Dios que sus decretos
sean conformes en todo
al deseo del acierto.
Id ahora á despachar
lo demas que tengo puesto
á vuestro cargo, y de paso

direis que entre en mi aposento una Criada y Neuperg. Rosw. Voy al punto á obedeceros. V.

Rosw. Voy at punto a obedecent Keyn. Ya que mi delicadeza no me permite el acero manejar, en los negocios que no penden del esfuerzo, quiero ayudar á mi esposo, aliviándole algo el peso, para lo qual escribir á Jorge Segundo quiero.

Salen el Conde de Neuperg y una Dama al bastidor.

Dam: Desde las tres, como veis, está la Reyna escribiendo.

Neup. En esta eficacia muestra que ha nacido para el Cetro, puesto que aquel que destina

Dios para este ministerio, cumpliendo con él, se olvida de sí mismo por su pueblo.

Dam. Esperad mientras aviso á su Magestad.

Neup. Qué aspecto tan amable! A un mismo tiempo encanta y causa respeto!

Dam. Señora, el Conde Neuperg espera.

Reyn. Que entre al momento. Ha despertado mi hijo? Dam. aun no.

Reyn. Pues ve disponiendo la ropa para vestirle al punto que esté despierto.

Dam. Llegad: qué bien sabe unir cuidados de Madre y Reyno! Vas. Neup. Qué me mandais, Gran Señora? Reyn. Dexad que firme este pliego,

y os lo diré. Neup. Qué muger tan admirable! El desvelo

Se levanta la Reyna. que vuestra Magestad muestra en el afan del gobierno es preciso que le cause en la salud detrimento.

Reyn. En el mundo, Neuperg, todos con nuestro oficio nacemos, y para desempeñarle con acertado manejo debemos, si es menester, olvidarnos del sostego.

Neup Sin embargo.

R. yn. Sareste mundo no hay ningun mortal exênto de fatigas. Dime uno
que en este valle funesto
de miserias viva libre
de cuidados; desde luego
que damos el primer paso
á la vida, el desconsuelo
que en el llanto demostramos
manifiesta que nacemos
al dolor, y que á ser vamos
del triste afan compañeros.

Neup. Ya lo sé; pero no obstante es de extrañar, que teniendo vuestra Magestad Ministros dignos de tales empleos, los Exércitos vos misma recorrais con tal denuedo.

Reyn. A qualquiera que no sepa el fatal, el duro extremo á que me hallo reducida, le parecerá un efecto de mugeril ligereza saber que ando discurriendo. sin excusarme á fatigas, por los Militares cuerpos, único apoyo en quien todas mis esperanzas he puesto. España, Francia, Polonia, en fin, casi quantos Cetros Europa admira y venera; se oponen á mis derechos. Por todas partes escucho los belicosos estruendos, que la ruina pronostican de mi desdichado Imperio; v aunque ahora mismo escribia para Inglaterra este pliego, de su Rey Jorge Segundo pocos alivios espero; pues como él se halla de Hanober el Estado posevendo, no querrá, por socorrerme, dexarle á la furia expuesto de todos mis enemigos: por lo que no hallo mas medio que acudir á la lealtad de los animosos pechos de los Ungaros valientes, á quienes presentar quiero

el Archi-Duque mi hijo para encender sus alientos. A este fin solo dirijo, Neuperg, mi marcha, y supuesto que de Tropas Alemanas reunidas aquí veo 👝 🖟 partidas considerables, para animar sus esfuerzos, lo que he de hacer en Ungria ensayar aquí pretendo. Y así, Conde, quando el Alba apagando del Lucero los trémulos esplendores vierta del cándido seno líquidas perlas al campo tendreis en orden dispuesto todo el Esquadron. Veamos si alguna vez contra el ceño de la inconstante fortuna la prudencia halla remedio.

Neup. Iré á obedecer, Señora, el orden; pero os advierto que las Tropas Alemanas solo á impulsos de su zelo, sin otro estímulo, harán gustosas ofrecimiento de su vida, porque vos con pacifico sosiego disfruteis quantos dominios gozaron vuestros abuelos, y se amparan á la sombra del Aguila de dos cuellos.

Reyn. Asi lo tengo creido;
mas sin pérdida de tiempo
executad lo que mando,
que da al Soldado consuelo
ver al Soberano afable;
y este es el único medio
que tengo para pagarlos
los servicios que me han hecho.
Neup. Está bien. El Cielo os guardo.

## Sale la Dama.

Dam. Ya su Alteza está despierto.
Reyn. Vamos á verle. Ay esposo!
Ay hijo! Dichoso empleo
será el de tantos cuidados
si os aseguro con ellos.
Vas.

Car-

Carcel de la Aldea con centinela á lo lejos. Aparece en ella Manuel Wolf.

Man. En este sitio triste. donde el horror habita,

y apenas le pentra

la luz hermosa del naciente dia: Aquí donde el silencio

á lástima convida:

aquí donde es el centro de la negra fatal melancolia;

Turbado el pensamiento

me llena de fatigas,

y el próximo castigo de mi honrado delito me contrista.

Todos mis camaradas me amaban á porfia, y ya de su desprecio

voy á ser desde hoy materia digna.

Ya de mi dulce esposa la regalada vista, de mí esperada tanto, para mis ojos míseros se eclipsa,

Quál será tu tormento? ay prenda de mi vida! quando sepas el duro

conflicto que me ofrece mi desdicha!

De lágrimas ardientes cubierta y afligida, conmoverás las almas (ditan. sino es que de insensibles se acre-

Oh! quién pudiera entonces con amantes caricias disminuir tus penas, ó á lo menos, bien mio, dividirlas!

Padre! querido padre, mi amor le sacrifica al tuyo estos trabajos,

y los que por instantes se aproxî-Pero qué es lo que digo? sufra, padezca y gima, que en quien socorre à un padre mas que penas son glorias las fatigas. Sole el Ayudante y Carlos Furnes.

Ayud. Es este el desertor que truxisteis anoche preso?

Cari. El mismo es.

Ayud. De esa manera

á exâminarle pasemos. Acercaos.

Man. Quién me llama? Ayud. Quien con su deber cumpliendo viene á exâminaros.

Carl. Quánto

su desgracia compadezco! Man. Mi boca de la verdad siempre ha sido el instrumento. Ayud. Pues todo quanto dixere,

vos, Carlos, idlo escribiendo. Se sientan.

Carl. Desventurada amistad que produxo tal tormento! Ayud, Cósso os llamais?

Man. Manuel Wolf. Ayud. De dónde sois? Man. De este pueblo.

Ayud. Quién es vuestro Capitan?

Man. Jorge Winson. Ayud. Os leveron

las Ordenanzas, y el pan y paga corriente os dieron?

Man. Si señor. Ayud. Qué edad teneis?

Man. Veinte y quatro años completos. Ayud. Sabeis la causa ó motivo

de vuestra prision?

Man. Contemplo que será por desertor.

Agud. Y al que comete este exceso sabeis que las Ordenanzas le imponen el rigor fiero de las baquetas, y á estar despues quatro meses preso?

Responded. Carl. Duro contraste! el dolor todo el esfuerzo me quita para escribir.

Ayud. Y decid, Manuel, es cierto que anoche à las diez y media desamparasteis el Cuerpo, y en el camino real que à Agra dirige os cogieron?

Man. Sí señor.

Ayud. Y qué motivo tuvisteis para este exceso? Responded : bañado en llanto

El buen Hijo

16

fixais los ojos al Cielo? Suspirais? Del Coronel, Capitan, ó Subalternos estais quejoso? Decid. No entiendo vuestro silencio. Os han hecho algun agravio?

Man. De ninguno queja tengo, antes he debido á todos mas favor que yo merezco.

Ayud. Pues por qué habeis desertado? Qué disculpa dais á esto?

Man. Ninguna.

Ayud. Y qué fin teniais para emprender tal proyecto? Ibais á pedir partido al Prusiano?

Man. No por cierto,
y antes faltará la luz
que abandonarme al extremo
infame de ser traidor
á la Patria.

Ayud. Pues qué intento conducia vuestros pasos?

Man. Uno tal, que si yo mesmo pudiera de mí ocultarlo dexaria de saberlo.

Ayud. Luego tuvisteis motivo?

Man. Solo sé que estoy dispuesto
á tolerar el castigo
que por mi falta merezco.

No sé mas.

Ayud. Con que empeñado estais en guardar silencio?

Man. En la situacion que me hallo no puedo menos de hacerlo.

Ayud. Firmad la declaracion.

Mán. No tengo reparo en ello. La firma, y la guarda el Ayudante.

Ayud. Oid, Furnes: entretanto que de este recato entero al Gefe; ved si la causa averiguais del suceso, porque no puedo creer que hiciese tal desacierto sin causa muy poderosa un Soldado que en el tiempo que ha que sirve de honradez ha dado tantos exemplos. Vas

Carl. Está muy bien. Ya se fue.
Manuel mio... Q ué profiero?
Como está con este nombre
tan acostumbrado el pecho,
á mi pesar trasladó
al labio tan dulce acento.
Manuel, ya no eres mi amigo,
mi enemigo sí, pues veo
que si de un trato amistoso
conocieras los efectos,
no me harias padecer
tan amargos sentimientos.

Man. Por Dios, Carlos, que no aumenmi dolor con tus recuerdos; (tes ya que yo soy infeliz, que tú lo seas no quiero: era justo que por mí perdieses honor y empleo?

Carl. Nadie lo hubiera sabido.

Man. Dexa discursos tan necios,
que es dificil de guardar
entre muchos un secreto.

Carl. Pero ya que me has causado el quebranto que padezco, de tu desercion aguardo me digas los fundamentos: qué motivo te dió causa á tan despechado intento? Me abrazas, y con tu llanto riegas mi rostro? En tu pecho algun misterioso arcano sin duda se halla encubierto: sí, no hay duda, tú has tenido gravisimos presupuestos para hacer tal atentado: sé que un delito tan feo no era dable que cupiese en tu corazon honesto: en el quala vive el amor de la patria todo entero; vive el honor militar, y vive el ardiente zelo que para con nuestra Reyna los Alemanes tenemos. En nombre de la amistad los motivos saber quiero, para ver si de algun modo puedo ofrecerte consuelo:

Man. Carlos, quando la desdicha reune todo su ceño para maltratar á un triste. le cierra todo el consuelo. Amigo, es tal mi desgracia, que en la situación me veo de parecer falso amigo; pues para mayor tormento estoy en la precision de ocultar de tí el secreto que me preguntas, y vive asegurado que el pecho una de las graves penas que padece es el secrete que me veo precisado á guardar contigo.

Carl. Pero

no me podras algun dia dar parte de tus misterios?

Man. Si, Carlos. Carl. Quándo será?

Man. Así que el pueblo dexemos. En esto conocerás

si es digna de tus dicterios mi amistad: pero hasta entonces revelártelo no puedo; todo lo sabrás con tal de que ocultes mi funesto estado á mi tierna esposa, y á un padre á quien tanto aprecio. Diles, en caso de hallarlos, que he salido de este pueblo

á una precisa faccion: esto llorando te ruego. Negarás á mi dolor

este pequeño consuelo? Carl. Aunque no eres acreedor á mis finezas, harélo. Toque. Pero ya tocan, a Dios,

que en la marcha nos veremos. Man. A Dios. Podré estar seguro de que guardarás secreto con ini padre, y a mi esposa no le dirás nada de esto?

Carl. Fia en mi. Man. Pues si lo callas

no hallaré agradecimiento con que pagarte. 11 011

Carl. Manuel,

notorio te es hace tiempo que mi palabra equivale al mas firme juramento.

Oh, quien de tantas enigmas penetrase los misterios! Man. Segunda vez de las caxas escucho el bélico estruendo, Oh, qué alegria derrama

en mi corazon sus ecos! pues aunque sufra el castige, y con la nota de reo comparezca ante las Tropas. será sin el sentimiento de que mi esposa y mi padre el espectáculo horrendo presencien, y aunque á ver salgan de Lugar mi Regimiento, con disimulo en el rostro veré de aplicar el lienzo para no ser conocido. Padre mio, en vuestro obsequio no sé que pueda un amante filial reconocimiento hacer mas. Dios es testigo, que penetra los intentos mas ocultos de los hombres, que he cumplido como debo. y para sufrir los males que me preparan le ruego que conforte mi flaqueza con celestiales esfuerzos, y disponga que mi padre quede en todo satisfecho, y que mi esposa el castigo

y á dar vuelva á mi familia en su miseria consuelo. Plaza con Tropas que se iran formando. Aparece Neuperg con un papel en

llegue a ignorar que yo espero,

hasta que la paz estienda

sus benévolos efectos,

la mano, y junto a el el Ayudante: Neup. Estraña declaracion;

mas dexo para otro tiempo esta materia. Ahora id, y mandad que el Regimiento

de

de Strasburg y los demas se dispongan al momento para salir. Ayud. Y el vagage? Neup. Oue se esté en el lug

Neup. Que se esté en el lugar quieto hasta nueva orden.

Ayud. Cómo?

Neup. Id á obedecer, y luego vereis de esta novedad los poderosos efectos.

los poderosos efectos.

Ayud. Y han de seguir su camino?

Neup. No señor; solo pretendo
que en la llanura inmediata
de la entrada de este pueblo
se forme toda la tropa
que viene, á excepcion del cuerpo
de prevencion, que constante
ha de conservar su puesto,
y para que de esta guardia
el cuidado sea menos,
en la carcel de la Aldea
depositareis al reo.

Ayud. Voy á serviros. Neup. Cuidado

que se formen con arreglo.

Siguen tocando y formándose las Tropas. Neuperg y el Ayudante harán
que dan órdenes, y á su tiempo despues de formados marcharán: y saldrá Pahlo Walf y Luica

drá Pablo Wolf y Luira.

Pabl. Vamos, hija mia, vamos á ver si.acaso podemos ver á Manuel. Qué será que ni el Cabo ni él han vuelto á casa? De su descuido no sé, ay Dios! que arguye el pecho. Pero la Tropa parece que se pone en movimiento.

Luisa. Ay padre, que ya se van, y á mi esposo no veremos!

Dónde estará? Qué accidente tan repenting, y tan nuevo

le ausentará de mi vista?

Pabl. Ay hijos! malos ó buenos, siempre costais mil zozobras; si malos, por no perderos, si buenos, por no dexaros.

Luisa. Si no me engaña el deseo

el Soldado de ayer tarde viene alli... Por Dios os ruego Sale Carlos con fusil. que me digais de Manuel, ya que sois su compañero. Carl. Porque no sospechen nada ap.

buen humor aparentemos.

Quién, Manuel? á la hora de esta
ya estará seis leguas lejos
del Lugar.

Pabl. Ay hijo mio!
Luisa. Ay esposo!
Carl. Y aug por esc

carl. Y qué por eso grande la se afligen? Los que servimos al Rey estamos expuestos á esto y mucho mas. Patrona, enjugad esos luceros, y alegraos, que Manuel volverá á daros consuelo pronto.

Luisa. Pues qué volverá?

Carl. Sí señora, con el tiempos pues no habia de volver?

Pabl. Ya hallará á su padre muerto.

Carl. Y por qué se ha de morir, no ve que eso es muy mal hecho?

Los hombres han de vivir mientras vivieren... no puedo detenerme mas, que acaba de formar mi Regimiento.

Pabl. Pero decidme á lo menos...

Carl. Á vuestro hijo á una faccion
ayer noche le envió el Cuerpo.

Vase á formar.
Se forman, y en seguida van desfilando las Tropas en marcha; y las caxas sonarán, de modo que no interrumpan la representacion.

Pabl. Volvámonos, hija, á casa.

Luisa. Ay padre! yo no me vuelvo, porque el corazon me dice que mi esposo está en el Pueblo, y yo misma por mis ojos desengañarme pretendo.

Pabl. O que inútil esperanza!

Luisa. Impelida del afecto yoy detras de los Soldados

con involuntario anhelo
Pabl. Dónde vas? Vámonos digo.
Luisa. Dadme el alivio á lo menos
de desengañarme.
Pabl. Ay, hija,
que es inútil tu desvelo.

Miran como que se van los Soldados, y por el lado opuesto sale Esteban Laufeld.

Esteb. Ya está de marcha la tropa; mas yo ya pillé el dinero de mi delacion, y así que se vayan... pero el viejo, padre de Manuel es este, los cordeles apretemos, que despues del grande chasco que le he pegado no tengo que apetecer cosa alguna sino que pague al momento. ó la posesion de Luisa sea fianza de su aprieto. Luisa. No está.... Con desconsuelo. Pabl. Vámonos á casa. Luisa. Mirando el rostro alhagueño de la suerte, à la alegria abri mi candido seno; mas ya murió mi esperanza. Ay mi Manuel! tan severo es nuestro comun destino que ni aun conseguir podemos de los últimos abrazos el alivio pasagero! Van a irse, y los detiene Esteban. Esteb. Esperad , Pablo , y oid. Pabl. Unos de otros van naciendo

los males: hay mas fatigas?

Esteb. Sabeis que ha espirado el tiempo
del plazo?

Pabl. No me aflijais,

harto lo sé, y harto siento no cumplir como quisiera.

Esteb. Pues mas esperar no puedo.

Pabl. Mirad, Esteban, las canas con que mi vejez sustento, y pues me niega al trabajo de la edad el duro peso, compadeceos de mí:

de un triste anciano doleos; tan pobre, tan miserable y abandonado me veo, que solo estos tres florines es quanto conmigo tengo; tomadlos, y contentaos hasta que pueda ofreceros lo restante de la deuda.

Esteb. Voy a ver si ahora aprovecho la ocasion. Pablo, no soy de tan inhumano genio que sin motivo á los pobres conmiseracion les niego, y si advertis que con vos tan duramente procedo, no es eso natural mio, solo es un resentimiento de ver que Luisa me trata quando la hablo con desprecio.

Luisa. Fuerais vos mas comedido,
y no os tratara con ceño.
Pabl. Luego vos?
Esteb. No os altereis,
que no hay motivo para ello.
Pabl. Quando mi hija así se explica,
grande será el fundamento.
Esteb. Dexemos reconvenciones,

y venga todo el dinero. Pabl. Eso sí, dobla la oja, disfrázame tus intentos, y sin parar en delitos, de uno a otro trascendiendo, ya que de tu vil luxuria ves rechazado el empeño, ultraja la humanidad, quebranta sus santos fueros, piérdele el respeto á un pobre que el sepulcro está pidiendo; que en defensa de mi honor á tus astucias opuesto, ni temo tus amenazas ni tus crueldades temo: Pero tiembla, infame, tiembla: desde el celestial asiento mira Dios tu iniquidad, y ya levanta el sangriento cuchillo de su venganza; de sus iras el objeto

 $C_3$ 

en breve serás, impío;
y será de los proterbos
corazones tu castigo
el mas horroroso exemplo.
Esteb. Quánto puede la amenaza
de la razon! todo tiemblo;
pero dexaré perder
la deuda? á nada es opuesto
el cobrar, que es de justicia.
Pabl. Si vuestros remordimientos
os hacen cruda batalla,

escuchadlos.

Esteb. No por cierto;
lo que os digo es que pagueis,
ósi no ya nos veremos.

Pabl. Valedme, Cielos, valedme.

Lui.Sí os valdrán, que siempre el Cielo
de la virtud afligida
tomó á su cargo el remedio.

Pabl. Ves esto, pues de Manuel la ausencia es lo que mas siento. Llano espacioso con rio, puente magnifico de fábrica en el foro diagonalmente puesto, por donde baxa el exército en columna para formarse: á la desecha molino con rueda que anda, y á la izquierda casa pobre, el foro figurará una arboleda frondosa, al acabar de baxar las Tropas, el Conde de Neuperg y Ayudante con las

señales correspondientes las forman en tres filas, de modo que se pueda transitar por ellas.

Neup. No estrañeis, Soldados mios, hacer alto en este puesto, pues á hacerlo me estimulan irresistibles preceptos.

Una gran dicha os aguarda, un favor tan raro y nuevo, que merece en vuestras almas inmortales monumentos.

Nuestra Augusta Soberana, nuestra Reyna, en cuyo pecho una á una las virtudes todas se están compitiendo, viene á veros. Vedia allí..

Se vé la Reyna con Roswik, Asfeld, la Dama con el Archiduque en brazos.

el aparato soberbio
del puente huellan sus plantas,
ya llega, haced que en su obsequio
la salude la armonía
de bélicos instrumentos,
que alternados al compas
de los horrorosos ecos
de las armas, juntamente
con diferentes extremos,
al mismo tiempo que halaguen
asusten los elementos.

Al tiempo que pasa por el puente la Reyna, Roswik, Asfeld y Damas suena marcha de instrumentos de guerra, y hacen una descarga. La Dama traerá en brazos al Archi-Duque de mantillas. La Reyna pasa por todas las filas de los Soldados, y despues dice:

Reyn. Heroicos Alemanes valerosos, á cuya fama, á cuyo altivo esfuerzo es un breve recinto quanto abarca del uno al otro Polo el universo. Hijos, oh qué dulzura se derrama, qué dulce conmocion experimento dentro del alma mia al explicaros un dictado tan propio de mi afecto! Hijos, una y mil veces lo repito, porque si con razon en ello pienso, si padre de su estado es un Monarca, los Soldados son hijos verdaderos. No de tantos laureles adquiridos de Marte en los conflictos mas sangrientos

pretendo renovaros las memorias. para inflamar vuestros bizarros pechos: solo la lealtad que finamente mostrasteis, la Corona sosteniendo. sola esta lealtad es la que exíjo. y en la que toda mi esperanza he puesto. Contra mí toda Europa se conjura. y de sus Tropas, el alarde haciendo la sin razon, tremola sus Banderas, y yo de su rigor soy el objeto. Mi desdichado esposo está en Silesia los cuerpos de Soldados reuniendo, que anima la justicia de la causa, Ilenándolos de espíritu guerrero; sin perdonar trabajos, ni fatigas, entrambos el cuidado repartiendo. la defensa comun solicitando contra el brio y poder del Estrangero. Yo sola, generosos Alemanes, yo sola soy en quien el vasto Imperio que el Orbe todo dominó algun dia recaen los legítimos derechos; en mis venas discurre solamente la Augusta sangre de los Reyes vuestros; en mi sola, y en esta prenda mia que alegre á vustros ojos hoy presento. Este es Joseph, de vuestro Soberano desventurado trágico renuevo: él por mi boca vuestro auxîlio pide. de vosotros espera su remedio; dadsele, pues, y conservadle el Trono que fue ilustre blason de sus abuelos. Todo el mundo nos dexa y abandona. v nos persiguen nuestros mismos deudos; que la ambicion, como insaciable monstruo, de la sangre desprecia los respetos: no permitais que triunfen los tiranos. profanando los sacros privilegios. que en fuerza de los derechos naturales quiso Dios Soberano concedernos. Una muger, una infelice Reyna, un Principe inocente padeciendo en una edad tan tierna y desvalida. Alemanes , os piden su remedio. Pero ya en el semblante reconozco quanto os incitan mis quejosos ecos: la cólera se pinta en vuestros rostros, el furor enardece yuestros pechos.

v el ánimo exáltado os arrebata á buscar al contrario con denuedo, á rendirle, á humillarle... Ya á mis plantas por vosotros parece que los veo: la razon nos asiste, el Orbe todo. y aun la envidia lo está reconociendo: nada os asuste, nada os acobarde, produzca Marte exércitos enteros. la tierra aborte militares huestes. abra sus ondas grutas el averno. de su negro volcán caliginoso furias arroje, que cubriendo el Cielo de entupecidas y funestas sombras. los ravos turben del ardor Febeo; que para nuestro esfuerzo todo es poco, y venzamos, pues, porque en sonantes ecos del valor, del espíritu brioso, del teson invencible, del aliento de mis hijos los fuertes Alemanes la Fama cante los gloriosos hechos. que llegando á los climas mas remotos los admiren los siglos venideros.

Todos. Vivan Teresa y Joseph, heroicos Príncipes nuestros.

A estas voces todos los principales Reyn. Sea este llanto que vierto, desenvainan las espadas, y Neuperg hijos mios, dulce prueba sale al medio.

Neup. Sí vivirán, mientras puedan nuestros vitales alientos edicas de a am benéfico pecho hacer generosa muestra de fidelidad y zelo; con Tie de mon conforme quiere el deseo, y en nombre de todos quantos los efectos confiscados gozamos el privilegio, casí assía y exchappor usuras al Hebreo de mirar vuestra bondad juro, prometo y ofrezco as a Roswik, y su justo precio que, aunque de vuetros contrarios le dareis á los Soldados, vava el número excediendo á las menudas arenas que arroja el mar de su seno. á los átomos que el Sol calienta con rayos bellos, no habrá Soldado Aleman que matizando del suelo la verde florida alfombra coihemas an que sabe recompensar con la sangre de su cuerpo. no dé el último suspiro por conservaros el Cetro. Todos. Lo mismo juramos todos.

de mi reconocimiento; y ya que mi situacion no permite que se explique hareis vender al instante. á quienes tanto amor debo. Rosav. Con vuestra benevolencia prendareis al mundo entero. Reyn. Hijos mios, ya que todos corespondeis al afecto de vuestra Reyna, es preciso que por mí misma haga veros vuestro fino rendimiento: v así si hubiere en vosotros algun Gefe, subalterno. ó Soldado que tuyiese

que pedirme, puede hacerlo, que como Madre de todos á todos daré consuelo. Carl. Lo ois? Neup. Aquel que tuviere que pedir, salga al momento tres pasos al frente. Sale Carlos y su Compañia.

Reyn. Vaya, qué quereis ? hablad sin miedo. Neup. Winson, vuestra Compañia se halla quejosa, qué es esto? Reyn. Hijos, hablad, no temais, que aquí estoy para atenderos.

Carl. En nombre de los demas de la Compañia tengo que pediros una gracia; una gracia que contemplo que es justicia... Perdonad si ha blaros así me atrevo. que la amistad y el amor arrebatan mis afectos. Señora, ayer desertó un amigo, já quien yo mesmo prendí, que en el buen Soldado es la obediencia primero que todo. Este desertor por quien reverente os ruego, es un camarada honrado, en su vida ha estado preso, es puntual en el servicio, hombre de bien en estremo; ha ta ahora ni una vez ha faltado al cumplimiento de su deber, su conato lo tiene en sus Reyes puesto; pero todos somos hombres, y estamos todos expuestos á una flaqueza: ademas que en su desercion contemplo, segun su declaracion, hay encerrado misterio; y para prueba de que es verdad lo que refiero, un Soldado que socorre del triste pré á un pobre viejo que tiene por padre, y una esposa á quien ama tierno,

que ayer noche tuvo el gusto de abrazarlos y de verlos: era dable desertase sin tener gran fundamento? Señora, puesto que Madre sois del Soldado, este es tiempo que lo demostreis, y veais de indagar estos secretos: por Dios que le liberteis del castigo duro y fiero á que ha incurrido, y que libre mandeis ponerle al momento. Ved que á fé de hombre de bien en lo que digo no miento: sino, que hable el Capitan, el Coronel, el Sargento y los demas. Manuel Wolf es hombre de bien y recto, y si acaso no os dignais de atender mis tristes ruegos, mandad que á mí se me dé por él el castigo impuesto, porque logre la amistad que le tengo este consuelo, y de vuestra compasion quede memoria en los tiempos.

Reyn. Es esto verdad? Neup. Señora, en nada miente, y el reo es digno de vuestro indulto, y aunque es muy grande su yerro soy de parecer que vos...

R vn. En donde está su proceso? Neup. Vedle qui; pero mirad ... Revn. Los que el oficio tenemos

de juzgar, aunque sepamos que es perdonable el exceso del acusado, la causa de su delito debemos exâminar, porque á veces en la vista del proceso se forma juicio seguro del caracter de los reos: fuera de que por mí misma quiero exâminar los hechos. y ojalá Dios que á mi vista se presenten descubiertos, que el es mayor bien de un Rey quan-

quando: asi consigue verlos, Carl. Una vez que en vuestras manos queda ya, el pesar desecho. Reyn. Retiraos. Carl. Para bien

de Alemania os guarde el Cielo. Neup. Supuesto que ya quedaron cumplidos vuestros deseos, si gustais, regresará

toda la columna al Pueblo. Reyn, Id con Dios, á vuestra Reyna de nuevo á encargaros vuelvo.

Todos. En su defensa la vida decimos que perderemos.

Vase con la marcha la Tropa, y en medio la Reyna. Mudase el Teatro en el subterraneo de la Carcel rústica con vista de unos corredores. Aparece Manuel Wolf.

Man. Qué prision! qué languidez! qué mortal abatimiento mi espíritu debilita! De mí mismo me enageno. y mil fantasmas abulta mi turbado pensamiento.... El corazon á latidos se quiere salir del pecho.... Yo no sé qué pronostica su extraño desasosiego. Me parece que á mi padre estoy mirando cubierto de confusion. Oh qué horror! Ya le prenden, ya su cuello pesada cadena oprime. Ya sus lastimosos ecos, percibo... Ya atribulado, en llanto y dolor envuelto. desfallece. Cielos santos! esto miro, esto contemplo sin correr en su socorro? Ya voy... Espera un momento, dulce padre de mi vida.... Espera... Pero qué es esto? Entran por el foro á Pablo Wolf. Pabl. Ay infeliz! Man. Padre mio! Pabl. Tú aquí, hijo mio? Man. Vos preso?

Se dexa caer en el asiento. Pabl. Sí, la deuda que tú sabes me reduce á tal extremo.

Man. Luego inútiles han sido mis bien pensados intentos. Luego vos no delatasteis al desertor?

Pabl. Pues pudieran hallar abrigo en mi idea tan cobardes sentimientos?

Mani Triste de mí! pues quién pudo delatarme?

Pabl. Qué oigo, Cielos! Con que eres tú el desertor? Man. Sí señor, yo lo confieso; resolucion fue amorosa, para ver si socorrerros

podia. Pabl. Desventurado! un mal entendido efecto

filial á los dos nos pierde! Man. Hay mas ansias? hay tormentos mas duros que padecer? aun no se cansó tu ceño de perseguirme, fortuna?

Pabl. No precipitado y necio de la fortuna te quejes; quéjate, sí, de tí mesmo, pues pecando de sensible para con tu padre, has hecho que á nuestras almas penetre un linage de tormento, que mi corazon herido le desconoce por nuevo.

Man. Quién pensara, ay padre mio! que de un amoroso exceso los acasos produxeran tan fatales desaciertos! Pero decidme, si vos no sois el que al Regimiento me ha delatado, quién pudo revelar este secreto? se lo dixisteis á alguno?

Pabl. Mucho mas de lo que siento, llegan, Manuel, á ofenderme las dudas de mi silencio.

Man. En tan intrincado abismo qué confusiones revuelvo!

Pabl.

Pabl. Con que serás castigado? Man. Por puntos la pena espero. Pabl. O qué grande, Cielo justo, será del virtuoso el premio, quando permites que tanto padezcan en lo terreno! Man, Pues si el sabe mi virtud. desconsolarme no debo: sobre las cosas mas leves. el átomo mas pequeño, el mas menudo resorte que se halla en el universo le mueve la Providencia; alabo, pues, sus decretos, y en sus manos me resigno: unid á estos sentimientos los vuestros, querido padre, y así felices seremos. por mas que contra nosotros arme la desgracia el ceño. Mi mayor pena es saber que Luisa, amado embeleso! apenas sepa que estais en la prision vendrá á veros. y encontrándome con vos se afligirá mucho, y temo alguna mala resulta. Pabl. No es infundado el recelo. ay hija del alma mia! que alguno llega á este sitio.

Man. Callad, padre, porque creo Sale el Avudante. Wolf? Man. Señor.

Pabl. Qué será, Cielos! Avud. Venid conmigo.

Pabl. Qué escucho? ay Manuel mio! ya pienso que la hora de tu castigo ha llegado, yo me anego en un golfo de pesares.

Man: No con sentidos extremos aumenteis mi desventura, porque al miraros tan lleno de dolor mi alma fallece, y tal vez el pensamiento nos engaña, y mi llamada puede ser algun efecto de ceremonias de estilo

que en tales asuntos vemos. Ayud. No os detengais. Man. Decis bien: perdonad si no obedezco tan pronto como quisiera. que puede mucho el afecto

de un hijo que ve á su padre á tantas penas sujeto. Dadme los brazos, que acaso estos serán los postreros vínculos del amor mio. Se abrazan.

Pabl. Llega, hijo mio, á mi pecho: ojalá que en él pudiera esconderte en tanto riesgo!

Ayud. Triste y respetable escena! apenas contener puedo las lágrimas.

Man. Padre, ahora que me perdoneis os ruego de quanto hubiere faltado á los filiales respetos, y dadme la bendicion.

Pabl. El Cielo, hijo mio, el Cielo te de la suya, así como la mia te doy.

Man. Yo os beso humildemente la mano. y á Dios. Padre, sed consuelo de Luisa, dulcificad los rigorosos tormentos que padezca... Señor, vamos.

De pronto se va. Avud. O quánto los compadezco! Pabl. No, no es verdad que se muere de dolor, pues no fallezco al tropel de mis angustias, Dios adorable y eterno, pues nos mirais, oidnos, y á tanto mal dad remedio.

#### ACTO TERCERO.

Se vuelve à descubrir la mutacion de empezar el primer Acto. Sale Luisa triste.

Luira. Mi suegro preso en la carcel... privada del dueño mio... perseguida del mortal

mas

mas malvado que ha nacido! Quál será mi suerte? ay Dios! para qué tantos martirios me preparais? Si me disteis de hija y esposa el destino, con las dos obligaciones exactamente he cumplido. Yo en fin... Para qué me canso en discurrir los motivos de mi desgracia, quando esta tal vez asesta sus tiros contra aquellos que de suerte mas venturosa 'eran dignos. Si yo tuviese un influxo que me franqueara arbitrios para pedirá la Reyna, en mi mal me diera alivio; pero son tantos los pobres á quien su pecho benigno socorre, que no es posible que lo que yo necesito me franquee. Masquién viene? O ... Sale Carlos si no me engaño el amigo de Manuel. Señor Soldado. desde que nos hemos visto de otra nueva pena en casa padecemos los conflictos. Carl. Pues qué hay? Si la prision de Manuel habrán sabido? Luisa, Mi. padre... Carl. Que se consuele, que vo no dexaré chito que: tocar. Luisa. Pues qué sabeis? Carl. Por eso no hay que afligiros mientras viva vo. Luisa. En la carcel.... Carl. Si ya no corre peligro. Luisa. En sus afios .... Carl. En sus afios? él vendrá á tener los mios. Luisa. Los vuestros, y tienen ochenta? Carl. Cómo ochenta? Luisa. Ay padre mio! Carl. Pues qué tiene vuestro padre?

Luisa. En la carcel le han metido

por una deuda.

Carl. Muy grande?

Luisa. Para su infausto destino
demasiado, veinte y quatro
florines debe á un iniquo.

Carl. Aunque no me han dicho nada yo apuesto que es algun rico; no es éso? Que no se sacien estos hombres que han nacido con riquezas de dinero! si del modo que le miro le miraran, qué cuidados se ahorrarian infinitos!

Luisa. Tanto oro como reciben fausto y, luxo en sacrificio de manos del poderoso, y para el pobre afigido no ha de haber de sus riquezas el mas leve desperdicio!

Carl. Si lo toman al reves
todo. Quánto mas lucidos
irian en sus carrozas,
si en vez del ornato y brillo,
de los coches y las franjas
llevasen por distintivo,
por mano de la piedad,
en sus frentes esculpido,
el indeleble caracter
de humanos y compasivos!

Luisa. Qué quereis, si vive el pobre ignorado en el olvido.

Carl. En verdad que pocos hombres conocen el atractivo que en todo pecho sensible ocasiona un beneficio.
Yo, aunque pobre, os aseguro que si pudiera á un amigo en una urgencia servir estaria medio siglo preso á pan y agua como consiguiera darle alivio.

Luisa. Tan honrados sentimientos de una alma noble son dignos:

Carl. Yo sé muy bien que los hombres para los hombres nacimos; pero todos comunmente alteran estos principios, y así hay tantos infelices: yo quisiera haber nacido

poderoso para daros en vuestros males auxílio. Pero ya que mas no puedo, este florin que conmigo traigo tomad, recibidle, y perdonad si no os sirvo con mas; aquí no hay dolores. el pan pan, y el vino vino. Yo tengo poco dinero, pero á agastarlo me pinto solo; si no, quien lo gasta mejor, esos señoritos que de sus grandes haciendas hacen loco desperdicio con gente... (ya usted me entiende) ó yo que os he socorrido con la pobreza que tengo: sí por cierto, pues bonito soy para ello, mientras viva cuente usted con mi bolsillo. experimento al oiros,

Luisa. Qué contrariedad de efectos experimento al oiros, pues lo piadoso conmueve y divierte lo festivo.

Mas no dexareis completa la piedad si no consigo que me digais de Manuel donde está: á dónde ha ido?

Carl. No paseis por él cuidado, que aunque yo de nada sirvo, sobre que en sus intereses está por medio metido todo un hombre. Carlos Furnes; no es nada, lo dicho dicho. Ved si otra cosa se ofrece en que yo pueda serviros.

Luisa. Qué generosa franquezal qué pecho tan noble y fino! Gracias á Dios que una vez con admiracion he visto un hombre tierno y sincero, sin rebozo, ni artificio. Pero mucho me detengo, y ya exige mi carifio que vaya á ver á mi suegro, por si acaso encuentro arbitrio para aliviar sus fatigas. Valedme, Cielos divinos!

pues de la virtud sabeis
que mis efectos son hijos...
mas que veo ? Esteban entra,
Sale Esteban.
y así cerrar determino
antes la puerta.
Esteb. Detente.

Luisa. Qué mal mis iras reprimo!'

Qué quereis? quién'os ha dado
para entrar aquí permiso?

Esteb. Sin embargo de que en tí siempre hallé el rigor esquivo, y de que habeis abusado de mi corazon benigno, porque en ningun tiempo tengas para quejarte motivo, vengo á remediarte en todo. Desde este instante remito toda la deuda á tu suegro, y en fin tuyo, mas que mio, será quanto valgo y tengo, si al ardor que dentro animo corresponde tu hermosura, dexando el desden....

Luisa. Indigno. apartate de mis ojos. Esteb. Déxate de esos delirios, y toma: La da un bolsillo. Luisa. Qué he de tomar? Esteb. Qué has de tomar? mi bolsillo. Luisa. Venga, pues. Esteb. Albricias, alma! Luisa. Aunque en tan grande conflicto de él pudiera aprovecharme, tal uso hacer no imagino, porque no vendo mi honor, que es mas que el sol claro y limpio; mas supuesto que conozco tu corazon poseido de torpeza y de codicia, si à la primera resisto, á la otra de este modo

Arroja el bosillo.

Est. Qué has hecho? voy al momento a recoger mi bolsillo.

Sale afuera de la puerta.

Luisa. Pues tal ocasion se ofrece

D 2

le doy el justo castigo. '

de esta manera me libro. Cierra la puerta.

Esteb. Qué cerraste? Nada importa, porque en venganza me obligo á ser de tu anciano padre el mas sangriento cuchillo.

Luisa. Cumpla con mi obligacion, que el Cielo me dará alivio, y á su cargo tomará el castigo de tus vicios. Llaman. Infeliz esposa! en vano llamais, porque no he de abriros.

Alex. Por qué razon? Abre, Luisa. Luisa. Ahora que he conocido tu voz, entra, amiga Alexa.

Alex. Quanto ha pasado he oido; y así sin perder instante

es fuerza vengas conmigo.

Luisa. Dónde, pues?

Alex. Eso preguntas?

á implorar el patrocinio.

de la Reyna.

Luis. Cómo puedo
encontrar en ella asilo,
si para poderla hablar
carezco de todo arbitrio.

Alex. Tan franca es y tan amable que á nadie cierra el oido.

Luis. De veras?

Alex. De esta verdad
es todo el Pueblo testigo,
puesto que ha escuchado á tantos,
quantos hablarla han querido;

y así no nos detengamos.

Luis. Alexa, yo desconfio.

Alex. No desconfies, amiga,
la justicia va contigo.

Vanse.

Sala de la casa de Neuperg. Aparece

la Reyna leyendo.

Reyn. Mayores dudas me naceme quanto mas atenta miro, la declaración del reo.

En toda mi vida he visto ni mayor sinceridad, ni estudio mas exquisito en no descubrir la causa que le obligó á su delito.

Un hombre tan estimado.

un Soldado tan querido de sus propios compañeros, que con generoso estilo á una voz su indulto piden, un hombre que tan bien quisto está con sus Superiores, que le abonan ellos mismos de exacto, y aun de virtuoso, desertar en tan preciso tiempo como el de la guerra? Sin duda aquí hay escondido algun profundo misterio que averiguar determino; porque mal desempeñara de la Corona que ciño las justas obligaciones si despreciando el motivo. que este hombre tenaz reserva le abandonara al peligro: Ola, Roswik?

Ola, Koswik?

Sale Roswik. Gran Señora?

Reyn. Conducid á aqueste sitio
al Soldado desertor,
y en tanto, si de mis hijos
ó vasallos, que en un Rey
lo mismo es vasallos que hijos,
pretendiere hablarme alguno,
que entre al momento.

Rosw. Ya os sirvo.

Saca Roswik á dos Aldeanas, y á un Aldeano, que traerá un bolsillo y un Niño.

Reyn. Qué quereis? Ald. 1. Yo me casé en secreto con un hijo de este Lugar, de quien tuve antes del año cumplido, este infante; en cuyo tiempo. por motivos que ahora omito, tuvo precision forzosa de ausentarse, y como quiso darnos á uno y á otro muestras de su paternal cariño, unas cédulas le puso. de lotería á su hijoen las faxas, por si acaso le protegja el destino; .... ETEGI y le llevó de este modo

á esta vecina que un niño acababa de parir muerto, y con este motivo se hizo cargo de criarle hasta el tiempo que es preciso: le cayó la loteria, y llevada del delirio de la codicia ocultó que habia muerto su hijo. y en su nombre á bautizar llevaron, ay Dios! al mio: y habiendo muerto su padre, y cesados los motivos que ocultaban nuestro enlace, puse á esta muger litigio sobre el infante, y hasta chora decidirse no ha podido; por lo qual el labrador, en quien existe ahora el niño y el dinero aquí nos trae, para que con recto juicio vuestra prudencia sentencie á quién pertenece el hijo. Reyn. Y vos qué respuesta dais: á todo quanto esta ha dicho? Ald. 2. Que es supuesto quanto afirma, y que el niño es hijo mio; y si no todo el Lugar dirá si en el tiempo mismo que corresponde su edad estaba en cinta. que ella lo estaba?

Ald. I. Es muy fixo. A que no hay nadie que diga

Ald. I. El sigilo de nuestro enlace á ocultarlo precisaba á mi destino.

Ald. 2. Que os presente, Gran Señora, de lo que dice testigos.

Reyn. Quién abona tus razones? Ald, I. Mis maternales cariños.

Reyn. No basta el llanto, que á veces tambien hay llanto fingido.

Ald. 1. Ay, Señora!

Reyn. Está muy bien: qué pretendeis?

Lus don A mi hijo.

Reyn. Ya á mi discurso los Cielos:

una idea han sugerido para salir del aprieto. Para dar fin al litigio que seguis será acertado de este modo decidirlo. Venid vos, una vez que sois madre de aquese niño, tomadle; y vos recibid por la duda este bolsillo de la lotería.

Ald. 2. Ved

que corresponde á mi hijo. Ald. 1. Dadsele, que yo no busco sino al bien por quien suspiro: lleve tambien el dinero, logre mi hijo de su auxîlio ya que no tiene una madre infelice mas alivio.

Reyn. Parece que mi sentencia á vos no os ha complacido?

Ald. 1. No señora. Reyn. Pues trocad:

dedle al momento ese niño, y vos tomad el dinero.

Ald. 2. Pues gustais de ello, lo admito. Reyn. Soltad el bolsillo luego, impostora.

Ald. 1. Ay bien perdido!

Reyn. Tomadle vos; y guardaos de semejantes delitos.

Ald. 2. Señora .....

Reyn. Naturaleza el asunto ha decidido, pues siempre con sus resortes dá de la verdad indicios; Id.con Dios, y vos de madre cumplid con el sacro oficio.

Ald. 1. Esta decision la edad la grabará entre sus siglos. Vanse.

Reyn. Haced que entre otro, llegad, Roswik conduce à un Alferez. buen anciano, qué motivo os trae á mis pies?

Alf. Sefiora.

una gracia que pediros. Revn. Alzad, qual es?

Alf. Gran Señora,

ya ha cinquenta años que sirvo

á la Casa de Austria.

Reyn. Y qué no han premiado tus servicios?

Alf. No señora; las heridas, las hambres que he padecido han sido recompensadas con una Bandera.

Reyn. Ha sido
poca recompensa; vaya,
una Tenencia os consigno.

Alf. Por amor de Dios, Señora,
vos me hateis perder el juicio,
si la gracia que yo vengo
á vuestros pies á pediros
es gozar de la gineta
que hasta este punto he servido.

Reyn. No os entiendo.

Alf. Yo, Sefiora, me entiendo bien á mí mismo: haciendo lo que me mandan sé bien que dexo cumplido quanto á mí me pertenece, y tranquilamente vivo, sin que escrúpulo ninguno altere el corazon mio. Si me obligan á mandar siempre estaré discursivo. Ileno de remordimientos entre si acierto, 6 no sigo el justo temperamento que está anexo al cargo mio; pues para vivir inquieto, yo, Gran Seffora, no estimo puestos, que si lisonjean exponen á mil peligros; y así á vuestras plantas pongo el despacho recibido.

Reyn. Yo lo acepto, mas será
para aumentar tu destino:
desde hoy eres Capitan,
porque tu opinion dá indicios
de la exactitud que tienes
en las cosas del servicio,
y esa escrupulosidad
que manifiestas ha sido
la causa por que re doy
empleo tan distinguido:
y así, sin que me repliques,

á ser Capitan te obligo. Alf. Dios os bendiga, Señora.

Qué gétio tan compasivo! Vas. Salen el Ayudante, y Manuel Wof. Ayud. Aquí el desertor está. Man. Todo tiemblo.

Man. Todo tiemblo. Reyn. Cómo ha sido

el tardar tanto en traerle?
Ayud. Como hemos antes querido
exâminarle de nuevo,

y ratificar su dicho.

Reyn. Está bien. Llegaos acá.

Man Appane inocepte me miro.

Man. Aunque inocente me miro, presentarme ante mi Reyna con tan feo colorido, de todos quantos padezco es este el mayor martirio.

Reyn. Eres Aleman?

Man. Señora,
uno de los beneficios
que mas agradezco al Cielo
es haberle merecido
que en Alemania naciese
reynando vos.

Reyn. Has sabido
el peligro en que me hallo,
y los muchos enemigos
que destronarme pretenden?
Man. De todo estoy instruido.

Reyn. Pues cómo un hombre de bien, viendo á su Reyna en conflicto tan grande así la abandona?

No conoces los pejuicios que en un exército puede originar un delito como el tuyo?

Man. Sí señora, pero hay á veces motiv

pero hay á veces motivos tan poderosos que al hombre suelen sacar de sí mismo.

Reyn. Mas qu'al fue el que te obligé à tan raro precipicio?

No respondes? Solo el llanto que alternas con los suspiros das por respuesta?

Man. Señora...
Mi rubor... En vano animo
las voces... Pues mi vergüenza

me las corta en su principio.

Reyn. Te confundes? Nada temas, desahogate conmigo;
y por si tu pundonor, de que el semblante dá indicios, te retrae de explicarte, mira cómo facilito la ocasion de que confieses.
À lo interior de este sitio retiraos. Ya ninguno
Se retiran al foro.
puede escucharnos ni oirnos.

Habla.

Man. Pues á vuestras plantas
el mas infelice hijo,
perseguido de la suerte,
implora vuestros auxílios.
Yo he cometido, Señora,
contra Vos un gran delito,
lo confieso, pero honrado;
y aunque merece castigo,
gustoso lo tolerara
á cumplirse mis designios.
Reyn. Qué dices? No te comprehendo:

explicate acobra brio. Man. Mi delito, gran Señora, del amor filial es hijo; por ser buen hijo me veo en este duro conflicto. Mi padre es un triste anciano. de aqueste pueblo vecino; quando llegué con las Tropas le encontré al dolor rendido de verse expuesto á ser preso, por no poder á un iniquo poderoso de una deuda dexarle el plazo cumplidos, y imagine, disqueri, proyecté quantos arbitrios, puede formar en su idea; el amor tierno de un hijo; pero la adversa fortuna, el riguroso destino desvaneció, por mi mal, mis amorosos designios. Viendo angustiado á mi padre. al amor filial rendido, despreciando consecuencias,

y atropellando peligros. le propuse, qué dolor! que pasase á dar aviso al Gefe de que un Soldado del Cuerpo en que yo milito la desercion intentaba; y como en esto es estilo dar el premio al delator que el Cuerpo tiene prescrito, deserté porque mi padre lograse del beneficio del premio, para exîmirse de la carcel; mas no quiso delatarme, aunque palabra dió de hacerlo, y el destino ha querido que otro hiciese por mi padre aquel oficio: me delataron, y el fruto otra mano ha percibido: me prendieron, finalmente. y al funesto obscuro sitio de una prision me traxeron; y aunque gemia al conflicto que su pavor me causaba. halagaba mi destino el contemplar que mis males daban á mi padre alivio. quando para mi tormento veo á mi padre afligido. que entra preso por la deuda en mi calabozo mismo. Aquí fue donde el dolor me perturbó los sentidos, donde ... Perdonad . Señora. si mi flaqueza repito, que no os deben ofender las lágrimas de un buen hijo: mayormente quando veo que de nada me ha servido. mi proyecto; que mi padre arrastra pesados grillos, que vo de vil desertor tengo el torpe sobrescrito. y que mi esposa entregada: dexo en el mayor conflicto: compadecedme, apiadaos, conmuevan estos suspiros, estas lágrimas que vierto

vuestro pecho compasivo:
socorrednos, gran Señora,
que no en valde el Cielo quiso
que á vuestras plantas llegase
mi mal abuscar asilo:
perdonadme, así los hados
en vuestro favor propicios
de Alemania os aseguren
eternamente el dominio.
Así veais á Joseph,
prenda de vuestro cariño,
en los campos del honor
del Sacro Laurel ceñido,
siendo gloria de Alemania
y del Musulman castigo.

Reyn. Valgame Dios! Raro caso!
Suceso tan peregrino,
si en la admiracion no cabe,
qué hará en la verdad? Concibo
que es enteramente cierto
quanto el Soldado me ha dicho.
Sin embargo proceder
con lentitud imagino
hasta averiguarlo á fondo.

Man. Si dudais de lo que afirmo del consorcio de los hombres hacedme echar por indigno.

Reyn. Si me engañará? su rostro da de ser verdad indicios: los informes que me han dado, pedir los Soldados mismos por el, destierran las dudas que en el corazon concibo.

Man. En vuestras dudas, Señora, mi desgracia pronostico, y conozco hasta qué extremo llega el rencor vengativo de los hados, que empeñados están en verme afligido. Es posible que dexeis de la fama desmentidos los ecos con que pregona vuestros grandes beaeficios? Que hayais de ser para todos piadosa menos conmigo?

Reyn. Es muy anciano tu padre?

Man. Tiene ochenta años cumplidos,
y por la falta que le hago

la miseria le ha afiadido otros tantos. No es posible que tolerar el martirio congojoso de una Carcel pueda su vigor perdido.
Yo le mantenia; pero la suerte me hizo serviros en vuestras Tropas, y al hambre dexé, con este motivo, encargado á un tierno padre y á una esposa á quien estimo; su prision, mi desercion, de esto, Señora, ha nacido. Os enterneceis?

Reyn. En vano,
ay de mí! el llanto reprimo.
Pobres vasallos! qué daños,
ese azote, ese exterminio
de la humanidad os causa!
quándo querrá el poderío
de los Reyes conformarse
con su poderío mismo,
y olvidar con estos medios
extender mas sus dominios!
Man. Qué me decís, Gran Señora?
Reyn. Solo, infelice, te digo....
nada. Ven. Neuners.

nada. Ven, Neuperg.

Man. Señora,
piedad....

Reyn. Si ves los indicios que de ella te dan mis ojos, no afiada nuevo delito tu desconfianza.

Man. Qué es esto!

algun arcano escondido

hay en la Reyna.

Ayud. Venid,

puesto que está concluido vuestro asunto.

Rostv. No lo apruebo
si la Reyna no lo ha dicho.
Man. Señor, si á piedad os mueve
un infeliz, os suplico
que me dexeis descansar,
porque estoy tan decaido
con los tormentos que paso,

que apenas puedo conmigo. Rosso. Siéntate, desventurado,

que á compasion me has movido. Man. Yo os agradezco el favor. Ayud. El llanto apenas resisto. Luisa y Alexa al bastidor. Alex. Pues oye á todos, entremos. Resw. Qué quereis?

Luisa. Cielos! qué miro! Manuel?

Man. Esposa querida? A golpes tan repetidos (desmayase.)

resistir, ay Dios! no puedo. Luisa. Ay Manuel! esposo mio! Esto estaba reservado para echar el sello impío á todas mis desventuras? Oh qué engañada he vivido! pues quando ausente de aquí te creia mi cariño, aprisionado te encuentro. Ay de mi! que un parasismo mortal para siempre aparta dos corazones unidos!

Rosw. No os aflijais, que ya vuelve... mas el General.

Sale Neuperg. Qué ha sido esto?

Alex. Que se ha desmayado este hombre por haber visto á su esposa, que ignorante se hallaba de su destino. Neup. Os sentis algo animado?

Man. Ya me parece respiro con mayor desembarazo.

Neup. Pues seguidme. Luisa. Dueño mio...

Man. No te aflijas, que en la Reyna hay un corazon benigno.

Luisa. Triste y débil esperanza, ese es amoroso arbitrio, que por no desesperarme le sugiere su cariño: adónde le llevarán? quál debe ser su delito, ay esposo! ay tierno padre! válgame Dios! en qué abismo de confusiones zozobra vacilante el pecho mio! á un mismo tiempo á mi esposo, y á mi padre hoy he perdido. Sale la Reyna y Asfeld.

Reyn. Haced que todo esté pronto, conforme yo he prevenido. Asf. Bien está. Pero llorosa

alli una muger distingo. Reyn. Decidla que yo la llamo, que quiero de los gemidos

que exâla saber la causa.

Asf. La Reyna os llama. Luisa. Dios mio!

la Reyna?

Asf. Aquella es, llegad. Luisa. Cielos! sin alma respiro. Reyn. Qué teneis, buena muger? Luisa. Tengo preso á mi marido y á mi padre; ese Soldado que han sacado de este sitio

preso es mi esposo. Reyn. El dolor modera, que su destino

corre por mi cuenta Luisa. El Cielo remunere el beneficio

a vuestra bondad, de modo que quando de algun conflicto padezcais el sinsabor. encontreis igual alivio.

Reyn. Sé de tu padre y esposo los accidentes distintos, y tú veras como á todos el justo remedio aplico; quieres mas? " Balle 185 to 114

Luis. Sefiora... b 279 and all

Reyn. Habla.

Luisa. Pues ya que no os mortifico, y vuestra bondad se muestra tan apacible en oirnos, disfrutada vuestra gracia, justicia quieto pediros.

Reyn. Yo'te la prometo, dime si es que alguno te ha ofendido?

Luisa. Yo, Sefiora, perseguida hace dias que me miro de un hombre que la torpeza es el menor de sus vicios: este hombre arrienda á mi padre una tierra en el distrito

del

34

del Lugar, de que le debe
tres años de renta fixos;
valido de la desgracia
de mi padre, el vil é iniquo
seducir mi honestidad
intenta con artificios;
y habiendo hallado mi pecho
incontrastable á sus tiros,
en venganza á una prision
á mi padre hoy ha metido,
y me ha propuesto, qué horror!
que si á su gusto me rindo
me sacard de miserias,
y á mi padre del peligro.

Reyn. Qué haya viles que se valgande tan infames arbitrios, para cubrir de deshonra a una familia! qué indignos! ya de tu queja comprehendo el fundamento y motivo; cómo se llama ese hombre?

Luisa. Esteban Laufeld. Reyn. Qué iniquo!

Haced que le busquen luego, Vase y descansa en mi cariño. Asfeld.

Luisa. Para gloria de Alemania el Cielo os guarde mil siglos. Vase.

Reyn. Aunque se ofrece á mi idea tan confuso laberinto, el deseo del acierto solo queda á cargo mio, que á los Reyes alto influxo para obrar abre camino.

Sale Neuperg admirado.

Reyn. Se ha pagado ya la deuda de mi secreto bolsillo?

Está libre ya el anciano?

Qué tienes, que suspendido y absorto te estoy mirando?

Neup. Corazones peregrinos!

Reyn. Exclamas, y no respondes?

Neup. Vengo, Señora, aturdido de presenciar una scena, que en láminas de oro fino merece quedar grabada para asombro de los siglos.

Reyn. Qué ha sido?

Neup. Como mandasteis

fui á aliviar el afligido anciano; pero al llegar á la carcel lo distingo entre el confuso tropel de unos Soldados, me arrimo á ellos, y les pregunto la causa del regocijo que demostraban: entonces un Cabo, que es aquel mismo. que por el preso Soldado intercedió, así me dixo: Supe que este anciano era. por su pobreza, motivo de la desercion fingida de Manuel, y como amigo suyo, siendo honor de todos un acto tan noble y digno de un compañero, juntando la Compañía en que sirvo, propuse á todos seria muy justo que del peligro redimiésemos al padre, juntamente con el hijo: para lo qual á una voz todos hemos convenido en pagar de nuestras sobras la deuda; y así quisimos venir á aliviar el viejo. y todo está concluido. Este es el caso, Sefiora, que cada vez mas admiro. y como sé quánto aprecio hallará en vos, he querido que el Cabo con el anciano viniesen aquí conmigo.

Reyn. Que entren al punto. Neup. Llegad.

Sale Carlos sosteniendo á Pable.

Los dos. Señora...

Reyn. Yo estimo and a saber que tengo un Soldado tan atento á los oficios de la amistad; y quien sabe ser tanwerdadero amigo, por fuerza ha de ser valiente militar.

Carl. Quantos servicios puedo haceros en mi vida

(quan-

(quando tanto honor consigo) los doy por bien satisfechos.

Reyn. Que así lo creo os afirmo.

Vos, buen viejo, consolaos,

no temais por vuestro hijo: todo lo sé, y el remedio ya mi prudencia previno.

Pabl. No puedo pagar, Señora, tan inmensos beneficios sino rogándole al Cielo que en todo os sea propicio.

Reyn. Ya que me habeis dado el gozo de mirar que á competiros en las virtudes llegais, yo, imitando vuestro estilo, sabré dar el justo premio que al mérito le es debido; y así, Neuperg, escuchad.

Sale Esteban.

Esteb. Qué cobarde es un delito!

La Reva á llamar me envia,
y temeroso á este sitio
me acerco. Qué me querra?

Neup. Venid al punto conmigo. á Car-Ved que ese es el delator del Soldado.

Reyn. Ya concibo el asunto totalmente.

Esteb. Señora... Yo:: mis designios ....

Reyn. Por qué os turbais? El que tiene cuidado tan esquisito en mirar por el aumento del exército que alisto

es acreedor á mi agrado.

Esteb. Quando esperaba castigos
con gratitudes encuentro?

apVano mi temor ha sido.

Mi zelo... Revn. May

Reyn. Muy bien lo se:
escusad el repetirlo;
y para mostraros quanto
de vuestro zelo me obligo,
vendreis á verme comer
quando llame.

Esteb. Estoy instruido.

Pabl. Las palabras que la Reyna á este malvado le ha dicho creo que ocultan misterio. Esteb. Que tal, Pablo? Hebeis oido cómo me honrá la Reyna?
Los que finos la servimos hallamos en ella apoyo.

Pabl. Temed vos que á descubriros lo que sois llegue algun dia, que entonces, según colijo, lo que abora es alegría será de amargura abismo.

Esteb. Pues de mi qué saber puede?
Un pasagero delirio

de amor, sin mas consequencias.

Pabl. Bien se ve que los iniquos,
que con tanta obstinación
siguen la senda del vicio
no hacen mérito de nada.

Atreverse al cristalino

de una muger con indignos medios, tentar seducirla, no os parece un excesivo crimen? Temed, sí, temed, que aunque no soy vengativo, no hay cosa que no se sepa por investigables juicios.

Estab. Conmigo usais amenazas?
Caduco, si me reprimo
en no castigar el necio,
el osado desatino
de vuestras voces, es solo
porque menosprecio altivo
decrepitudes cansadas,
en quien no conserva brios.
Quedaos para quien sois:

bastante en esto os he dicho Vas.

Pabl. No confies, que quiza
tienes cercano el castigo. Vas.

Galeria coronada de emparrado con
unas rexas al foro, con vista de los
Soldados acampados: al compas de una
marcha de instrumentos militares sale la Reyna, Neuperg, Rossvik, Asfeld. el Alferez, Soldados, Oficiales,

habrá una mesa puesta.

Reyn. Ya que mi benevolencia
carece de los auxílios
necesarios, para haceros
las gracias de que sois dignos

E 2 🔧

quie-

36

quiero en presencia de todos comer hoy, dandoos indicios del afecto que en mi pecho para con todos animo; que estima mucho un vasallo ver á su Señor benigno: llegad las mesas. Neuperg, decid que vengan conmigo á comer los convidados que yo os tengo prevenido: el Rey que sabe premiar siempre halló en vasallos hijos Sale Carlos y Mannel de Capitanes. Neup. La Reyna os espera. Man. Carlos, qué es aquesto? Carl. Amigo mio, servir á Maria Teresa. y lograr sus beneficios. Reyn. Llegad acá, Capitanes. Man. Por tanto honor sorprehendido estoy. Carl. Qué benignidad! Reyn. Sentaos. Carl. Tal beneficio ... Man. Mirad que de tantas honras ni uno ni otro somos dignos. Reyn. No gozais de Capitanes el ilustre distintivo? Man. Es verdad, peros unos pobres Soldados habemos sido. Reyn. Haced lo que mando, y ved que yo en nada de eso miro. Ayud. Yo estoy absorto. Reyn. entre tanto dad muestras de regocijo. Duo. Quando desea con ansia coger frutos abundantes en la tierra, siembra antes la semilla el Labrador. Así propio el Soberano que quiere coger servicios,

antes siembra beneficios en el subdito su amor. Reyn. Parece que han extrañado algunos el beneficio que he dispensado á los dos, y no sé con qué motivo.

Los hombres en este mundo todos tienen su principio; el que han tenido los dos de triste Soldado ha sido, pero han sabido por medio del delicioso camino de la virtud conciliarse los mas grandes beneficios: y como yo recompenso. no solo aquellos servicios personales que me hacen. sino aquellos que son dignos del respeto de los hombres. y á su bien son dirigidos. me parece no cumpliera con su virtud, ni conmigo. si en este caso entregara sus virtudes al olvido. Los hechos que de piedad hizo Carlos por su amigo. no son nobles? Manuel Wolf por su padre no ha excedido hasta el mismo amor filial? Con que este no es heroismo que se debe compensar? yo le compenso, y afirmo que si à la virtud rindiesen el tributo que es debido, se mejoraran los hombres, se aborrecería el vicio, las costumbres se mudaran, y tendría mas asilo la humanidad en el mundo, v daria al Patriotismo, á los Monarcas y á Dios el incienso que es debido, y al honor y á la piedad rindieran mas sacrificios. Ademas, que en esto quiero dar exemplo á los altivos que huven de los Oficiales que á su valor han debido los ascensos, porque vean del modo que los estimo; que quando yo así los honro han de hacer ellos lo mismo; y el que osado se atreviese á faltar á lo que digo,

probará de mis rigores,
el mas severo castigo.

Carl. Con tantas honras estoy
casi fuera de mí mismo,
Reyn. Unios con los demas,
y vosotros admitidlos.

Man. Señora, ya que os merezco
favores tan inauditos,
permitidme que á mi padre
á ver vaya mi catiño.

Reyn. Neuperg?
Neup. Señora...

### Saca á Pablo Wolf y á Luisa.

Reyn. Llegad

y abrazad á vuestro hijo. Pabl. A mi bijo? es Capitan! Luis. Manuel! Eposo querido? Carl. Señora, con tantas gracias. Reyn. Pues aun no he concluido, venga Esteban: Saca á Esteban. Esteb. Qué mandais? Reyn. Conocias al marido de esa muger? Esteb. Qué reparo! Manuel Capitan? Reyn. Decidlo. Esteb. Sefiora, perdon: mirad, que si acaso inadvertido me he atrevido ... era muger de un Soldado. Reyn. Quién te ha dicho que no tiene tanto derecho

á conservar su honor limpio un Soldado como el Rey? Huid de mi vista, indigno, inhumano á la virtud, y al honor desconocido; pero para que de exemplo sirva en todos mis dominios, á los públicos trabajos por diez años te destino, y tus bienes en favor de esta familia confisco: llevadle. Ahora á la amistad Le Uevan.

dad los tributos debidos.

Man, Carlos!

Carl. Manuel!

Los dos. Qué ventura! (hecho

Reyn. Dad pré doble á los que han

el singular heroismo

de libertar á ese anciano;

y todos sean testigos,

de que si con una mano

doy al pérfido castigo,

con la otra al virtuoso

le colmo de beneficios.

Todos. Viva nuestra Reyna, viva.

Reyn. Y ahora siguiendo el camino,

vosotros para Viena,

vosotros para Viena,
yo para Ungria, al Divino
Hacedor todos pidamos
que nos dé su patrocinio.
Todos. Sí hará, que las justas causas
siempre protege benigno.

Se hallará en la Librería de Castillo, frente las gradas de San Felipe el Real; en la de Cerro, calle de Cedaceros; en su puesto, calle de Alca-lá; y en el del Diario, frente Santo Tomas: su precio dos reales sueltas, y en tomos en pasta á 20. cada uno, en pergamino á 16, y á la rústica á 15, y por docenas con mayor equidad.

# Donde ésta se hallarán las siguientes.

Las Víctimas del Amor.
Federico II, primera, segunda y tercera parte.
Las tres partes de Carlos XII.
La Jacoba.
ElPueblo Feliz.

La Hidalguia de una Inglesa. La Cecilia, primera y segunda parte. El Triunfo de Tomiris. Luis XIV el Grande. Gustabo Adolfo, Rey de Suecia. La Industriosa Madrileña. . 38

El Calderero de San German.

Carlos V. sobre Dura.

De dos Enemigos hace el amor dos amigos.

El Premio de la Humanidad.

El Hombre convencido á la razon, ó da Mager prudente.

Hernan Cortés en Tabasco.

Por ser leal y sernoble dar puñal contra su sangre.

La Justina.

Acaso, astucia y valor vencen tiranía y rigor, y triunfos de la lealtad.

Aragon restaurado por el valor de sus hijos.

Los tres Mellizos.

Quien oye la voz del Cielo convierte el castigo en premio, ó la Ca-

La Virtud premiada, 6 el verdadero buen Hijo.

El Severo Dictador .

La fiel Pastorcita y Tirano del Castillo. Troya abrasada.

El Amor perseguido, y la Virtud triunfante. Con un Saynete intitulado las Besugueras.

El Sol de España en su oriente, y Toledano Moyses.

Caprichos de amor y zelos.

Mas sabe el loco en su casa, que el cuerdo en la agena y natural Vyzcaíno.

El mas Heroyco Español; lustre de la antigüedad.

Jerusalen conquistada por Gofredo de Bullon.

Defensa de Barcelona por la mas fuerte Amazona.

El Hidalgo tramposo.

Orestes en Sciro, Tragedia. La desgraciada hermosura, ó Doña Ines de Castro, Tragedia.

El Alba y el Sol.

De un Acaso nacen muchos.

El Abuelo y la Nieta.

Juego completo de diversion casera para Navidad, y Carnestolendas; Tragicomedia, la Virtud aun entre Persas, lauros y honores grangea, con Loas y Saynetes.

El Tirano de Lombardia. Cómo ha de ser la amistad. La buena Esposa. Drama heroyco en

un acto. El Felíz encuentro.

La Viuda generosa.

Munuza. Tragedia en cinco actos. Ademas hay un gran surtido de otras varias, saynetes y entremeses.

FIN.

Salvador Blomes





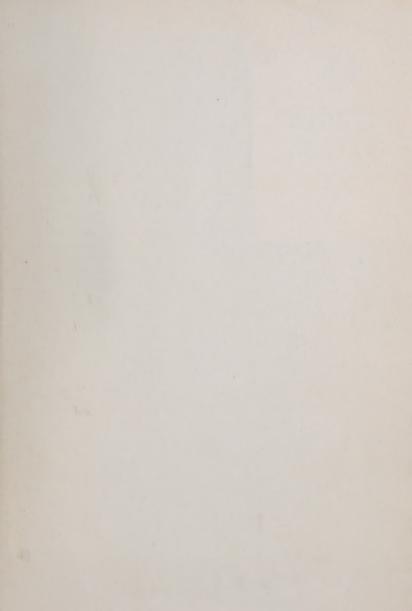



#### LIBRARY

# RARE BOOK COLLECTION



## THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL

PQ6217 .T445 v.15 no.6

